# DRAMA EN CINCO ACTOS: LOS FALSOS HOMBRES DE BIEN.

TRADUCIDO

# DEL ITALIANO AL ESPAÑOL

ROP DON LUCIANO FRANCISCO COMELLA.
REPRESENTADO

POR LA COMPAÑIA DE MANUEL MARTINEZ EN EL AÑO DE 1790.

#### PERSONAS.

| Carlos, Duque de Borgona         | Sr. Antonfo Robles.                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Conde de Sorval , Consejero      | Sr. Josef Huerta.                            |
| Claudio Rinault , Prepotente , y | tirano Sr. Tomás Ramos.                      |
| Pablo Dambelt                    |                                              |
| Labrador                         |                                              |
|                                  |                                              |
| Sofia Dambelt                    | Sra. Rita Luna.                              |
| Mariana                          |                                              |
| Fabricio , Boticario             |                                              |
| Leandro , Abogado                |                                              |
| Monsieur Grifing hipócrita.      | Sr. Vicente Romero.                          |
| Anselmo, Médico                  | Sr. Vicente Ramos.                           |
| Federico , Cafetero              | Sr. Francisco Lopez.                         |
| Un Pretendiente.                 | Sr. Francisco Ramos.                         |
| Comandante                       | Sr. Vicente Sanchez.                         |
|                                  | and the free and see the first and the first |

#### ACTO PRIMERO.

Plaza con Café, y Botica á los lados, y Palacio magnifico enmedio com puertas practicables. Abren sus respectivas puertas Fabricio y Federico.

Fed. ¿ QUE es esto, señor Fabricio, que en abrir tardasteis tanto?

Fabricio. En verdad verdad, que vos tampoco habeis madrugado.

Fed. Asi es; mas como en casa á las dos nos acostamos me he dormido.

Fabric. Yo lo propio.

Fed. Pero bien considerado

de mi tardanza no pueden resultar ningunos daños.

Fabric. ¿Por qué?

Fed. Porque mi negocio no está en la salud fundado como el vuestro. Pero id á trabajar los emplastos, y las bebidas, que están los enfermos esperando.

Fabric. Que esperen, que yo por ellos no he de perder mi descanso.

Fed. Y que, porque descanseis vos, vayan los desdichados á descansar para siempre en un cementerio Bravo?

Fabric. Que vayan.

Fed. Como estais rico con lo que de sí os ha dado

en poco tiempo el oficio
estais hecho un poltronazo.

Fabric. Toda mi riqueza, amigo, está en papel, que los pagos andan mal.

Fed. Cinco que paguen os resarcen el agravio de ciento que deban.

Fab. Vaya,

vos no estais de esto enterado.

Fabric. Amigo, si yo pudiese
havía á los Boticarios
que tuviesen las Boticas,
para el mas pronto despacho,
abiertas de noche.

Fabric. Y yo
mandaria que cerrados
estuviesen los Cafés
de noche y de dia.

¡Quereis café? Fabric. Porquería.

Fed. Mas lo son vuestros emplastos:

Sate Leandro de Abogado con unos autos en la mano, y se va al Café.

Leandro. Café pronto.

Fed. Mucho hoy habeis madrugado. Lean ¿Quién son estos dos que vienen?

es el Conde de Sorval, y el que con él viene hablando un forastero.

Salen el Duque, y el Conde en el foro, y un Pretendiente á lo lejos que los sigue.

Pret. Si, él es,

un memorial hacer trato
para darsele. vase.

Duque. Decidme, ¿cómo no habiendome hablado ni visto jamás, os debo tan corteses agasajos?

Conde. Yo os lo diré. Desde joven he sido siempre inclinado á juntarme con los hombres, en quien un corazon sano he presumido; y aunque me he llevado algunos chascos, se me figura que en vos no he de llevarmele.

Duque. Alabo
vuestro buen gusto, y por todo
os estoy muy obligado.

Cond. Si empezais con cumplimientos prontamente me separo de vos. Yo trato los hombres que me parecen dotados de honor, y virtud por solo el interés de tratarlos; y con esto yo los premio, y á mí me dexan premiado. Un acaso esta mañana hizo vernos, y tratarnos: Yo volvia á la Ciudad desde mi casa de campo, os hallé, noté que estaban cansados vuestros caballos, os ofrecí el coche: vos admitisteis mi agasajo, y en esto me disteis gusto, y yo igualmente os le he dado, y estamos iguales.

Duq. Vuestro

modo de pensar me es grato.

Conde. Creedme, que es el mejor:

La verdad siempre en los labios,
y muy pocos cumplimientos.

Thé. Habeis otra vez estado
en esta Ciudad?

Duq. No amigo;
pero puedo aseguraros,
que lo que hasta ahora he visto.

ad-

admirado me ha dexado. . Cond. Pues lo que os falta que ver será todo lo contrario.

Duq. ¿Como, pues?

Cond. Como aunque es bella en quanto al sitio, palacios y templos, es horrorosa en quanto á los ciudadanos.

Duq. : Qué decis?

Cond. Que á la maldad están muchos entregados.

Duq. ¿Con que vos sois enemigo de todos vuestros paisanos?

Cond. Soy amigo de los buenos, y enemigo de los malos.

Duq. Vuestras voces me aseguran en que sois un hombre honrado.

Cond. No me injurieis. Duq. No os entiendo.

Cond. Y si quereis conservaros en mi amistad, no me deis ese nombre.

Duq. Sois extraño.

Cond. Un hombre honrado, decidme, ¿qué es para vos? descifradlo.

Duq. Un hombre de bien.

Cond. ; El vil

ladron, el soez falsario, el insaciable usurero, y el seductor depravado son hombres de bien?

Duq. No, amigo.

Cond. Pues si vos vais á escucharlos vereis como la honradez todos tienen en los labios: y no es esto lo peor, sino que el mundo insensato da crédito à sus razones, y subscribe á sus engaños, Y asi yo no quiero nombre, que se apropian sos malvados, quiero ser hombre de bien tan solamente, y no honrado. Duq. Es verdad, que el mundo abusa

de este nombre poco cauto, y que aplaude á ciertos hombres, que deben ser detestados.

Cond. Le basta a un hombre ser bueno para ser del mundo el blanco: hay pocos hombres de bien.

Duq. Mas vos lo sois. Cond. Declararlo

no me está bien.

Dug. A mi sk.

Cond. Conocernos toca á entrambos mutuamente, vos debeis juzgarme á mí, yo juzgaros.

Duq. ¿Con qué aun de mi vos dudais? Cond. Y no debeis extranarlo, porque por vuestras acciones no sé si soys bueno ó malo.

Dug. : Me sorprende la franqueza con que me tratais!

Cond. Soy claro

Duq. ¿Vos insistís finalmente que en esta Ciudad son raros los hombres de bien?

Cond. Así es, y los pocos son tratados iniquamente. En la carcel uno gime abandonado de todos, que es un modelo de providad.

Duq. ¡Caso extraño! Quién es ese?

Cond. Es un caxero. modesto, justificado, sensible, sin vicio alguno; y por la mismo engañado de los perversos : á un hombre de esos que llaman honrados hizo un emprestito, y luego que llegó el tiempo del pago, negó el honrado la deuda, y el de bien quedó burlado, y al patibulo tal vez encaminando sus pasos.

Duq. Vos me haceis de vuestra patria A2

4

el mas horrible retrato.

cond. ¡Plegue al cielo, que no sea el de todo el mundo! Hablando de otras cosas::-

Duq. Perdonad, que veo un hombre á este lade que quiere llegarse á mí. Por si intenta decirme algo en secreto, hacedme el gusto

de dexarme por un rato. Cond. Está bien: voy á estorbar por un momento al Letrado.

Duq. ¿Me buscais á mí buen hombre? qué quereis?

Sale el Pretend. Solo en las manos de vuestra Alteza poner::-

Duq. hablad un poco mas baxo: ¿ por qué me tratais asi?

Pret. Porque soys mi Soberano.

Duq. ¿En dónde me conocisteis?

Pret. En Dijon, donde he estudiado.

Duq. Cubríos, y de respeto no deis indicios, y en tanto que me descubro, á ninguno direis que me habeis hablado. ¿Qué quereis?

Pret. Puesto que sois de vuestro Estado el amparo, daros este memorial contra el tutor inhumano de mis hermanas.

Duq. Decidme,

Pret. Un ciudadano, que con capa de virtud es el hombre mas avaro del universo, Monsieur Grifing.

Duq. Muy bien, retiraos, satisfecho de que queda vuestra justicia en mis manos.

Pret. Senor ::.

Duq. Buscadme mañana.

Pret. Qué Principe tan humano! vas.

Cond. Perdonad, si la lectura

Leand. No hay de qué.

Cond. Pues estais libre

á nuestro asunto volvamos.

Puede ser que me tengais
por un hombre depravado,
y detractor al oir
los males que estoy contando
de los hombres, mas yo espero
si me teneis por tan malo,
quedar con vos, si no os vais,
bien pronto justificado.

Lo que aqui presenciareis
bastará á desengañaros.

Duq. En pensar de esa manera me haceis un notable agravio.

Cond. Ese Letrado, con quien he estado yo un rato hablando, es perspicaz, tiene ciencia, penetra, y es aplicado; pero asi como debia ser de las leyes ornato, y apoyo de la virtud, se esmera en ser lo contrarios Deshonra una facultad, digna del mayor aplauso, con embrollos, y destruye los vínculos mas sagrados de la humanidad, y todo por el interés malvado. El dueño de aquel Café fue peluquero, y un trato detestable con que ultraja los respetos sacrosantos del honor, le han hecho rico insolente, y aun osado. Mirad aquella Botica.... dentro de ella el Boticario en vez de vender la vida, vende la muerte : otros varios:::« pero basta con lo dicho. Aquí, Señor, el engaño y la fuerza son los polos en que estriban los malvados sus intentos. Me horrorizo

al contemplar profanados
de la virtud, y el honor
los asilos sacrosantos.
¡Ah! Si aquel gran promotor
de la piedad, si mi amado
Duque de Borgoña viese
todo lo que está pasando...
si yo pudiese....

Duq. Qué hariais?

Cond. Manifestarle el contagio,
con que la maldad infesta
este precioso pedazo
de su Ducado. Inclinarle
á remediar tantos daños,
y colocar del rigor
en su justiciera mano
el azote; porque dexe
tantos vicios castigados;
promoviendo así su gloria,
y la dicha de su Estado.

Duq. Se conoce en vuestro zelo que sois un buen ciudadano. ¿Pero no hay quién en el pueblo reprima los atentados?

cond. No Señor, desde que fue
á la Corte el feudatario,
y á un Prepotente encargó
de esta poblacion el mando,
no se conoce otra cosa
que la injuria y el agravio:
¡ Oh, si de ella posesion
tomase aquí el Soberano!
que yo entonces por mí mismo
le haria ver el triste estado
de este pueblo.

Duq. ¿Y vos, decidme,
teneis en él algun cargo?
Cond. Le tenia; pero el Duque,
sin duda mal informado
de mi mérito, me ha hecho
Consejero, y esperando
estoy permiso para ir
a besar su régia mano
á Dijón, por ver si logro
eximirme del encargo,

porque no me considero capaz de desempeñarlo.

Duq. ¡Ni aun á vos os perdonais?

Cond. Soy ingénuo.

Duq. Sin embargo,
en dudar de vuestras luces
os haceis notorio agravio:
¡ojalá que como vos
fuesen todos los vasallos
que tiene el Duque!

Cond. Mirad,

que si me adulais me marcho; pero yo ya de afanarme por el mal de otros me canso, y puesto que sois curioso id vos mismo à averiguarlo, acercaos al Legista, y divertiros un rato.

Duq. Introducidme con él.

Cond. No tengo el menor reparo.

¿Es posible, amigo mio,

que habeis de estar estudiando

siempre?

Leand. Qué quereis que haga si estoy de asuntos rodeado. Si no me dexan.

descansar algunos ratos.
Aquí un forastero amigo,
para que os conozca traigo.

Leand. ¿Tiene algun pleyto?

Duq. Bastantes.

Leand. Si los poneis á mi cargo de su exito os respondo.

Duq. Se que sois un buen Letrado.

Cond. : Y ahora de entidad teneis

Leand. Si señor, la del Caxero
Pablo Dambelt.

Cond. ¡Y en qué estado esta?

Leand. Acabada del todo.

Duq. 2Y esperais tener buen fallo?

Leand. No señor, y su delito

satisfará en un cadalso.

6

Cand. : Y no se sabe de donde ha procedido el desfalco de la Caxa Real?

Leand. No amigo, hasta ahora lo ha ocultado se sospecha que dimana de algun ilícito trato con mugeres.

Cond. No lo creo.

Leand. Pues de donde ha dimanado? él no tenia otro vicio.

Duq. Estais algo acolorado contra Dambelt.

Leand, Que quereis que haga yo, si en tales casos no sirven en las defensas ni doctrinas, ni alegatos?

Cond. ; Con que no tiene remedio? Leand. Yo uno tan solo he encontrado,

y es satisfacer al punto el total de su desfalco. y luego acudir al tronoised para conmutar el fallo: 19 19 19 19 19 spero las veinte mil librase donde están? er con present yoras 12

Cond. No es muy humano, y caritativo un tio que tiene? de some la rattione

Leand. Qué equivocado estais les caritativo de 500 500 500 para poder ser tirano.

Duq. ;Y la infamia del sobrino? Leand. Eso no le dá cuidado. Mirad, en vez de ayudarle ahora le está negando del tiempo de su tutela varias sumas que quedaron en su poder, con las quales cubrir podria el desfalco.

Duq. ¿Y quien ganara ese pleyto?

Leand. El tio.

Duq. ¡El como, no alcanzo! Leand. Exasperando al sobrino el litigio dilatando.

Cind. Mejor diriais

Duq. Qué infame! al Conde.

á la moderna hombre honrado. Dug, ¿Y quien es?

Leand. Monsieur Grifing, un hombre muy hacendado.

Dug. Grifing! con unas pupilas desea hacer otro tanto. ¿Y quien defiende unos pleytos tan injustos, y tiranos?

Leand. Yo.

Dug. : Wost

Leand. Si, ¿qué os maravilla? Duq. El ver que estais empuñando á un tiempo contra el sobrino la espada, y con la otra mano quereis defenderle.

Cond. Pues:

y os dirá que es hombre honrado. Leand. Como son casos diversos puedo hacerlo sin reparo.

Duq. ; La causa de las pupilas, decidme, está en vuestras manos?

Leand. Si senor, es un cliente Monsieur Grifing muy bizarro, y le defiendo sus pleytos, porque en pagar es exacto.

Duq.; Y en este tiene razon? Leand. Aunque no la tenga, vamos él y yo haciendo de modo, que la verdad en los autos no parezca, porque luego el Juez no pueda fallarlos.

Dug. Siendo esas causas opuestas á toda justicia, yo hallo que no os haceis el menor honor.

Leand. Todo lo contrario: los hechos dificultosos son los que son estimados. En el dia a un General que ha vencido sin contrarios se le elogia? A los litigios, que anda la razon en bandos, debo el crédito. Decidme, squándo está el asunto claro, la razon y la evidencia han menester de Abogados?

7

No, es preciso distinguirse, y con eloquentes rasgos hacer guerra á la verdad, el juicio trastornando de los Jueces con sofismas y conceptos encumbrados, que ni los entienda el Juez, ni aquel que los ha inventado. Esta eloquencia, y el pleyto, que puede durar medio año hacerle durar catorce, es la ciencia, y el conato mejor para tener fama en el dia un Abogado.

Duq. Esos Letrados que abusan del modo que habeis pintado de su facultad, no deben tener nombre de Letrados, ni lo son; han conseguido con el ardid, ó el engaño un título con que brillan, y dan honor al estado tantos sábios laboriosos como vemos ocupados en ser de la leyapoyo, y de la justicia ornato. Mucho celebrára ver á Grifing.

Cond. Si otros cuidados no os agitan, bien pronto podeis salir de él. Miradlo.

Sale Monsieur Grifing y Fabricio, se sientan en la Botica á leer unos papeles.

Duq. A mis ojos les parecen están un monstruo mirando.

Leand. A Dios amigos.

Grifing. Señores,

á todos beso las manos.

Fab. Vamos á leer estas cartas: hoy el correo fue largo.

Grifing. ¿Qué es esto que esta mañana habeis madrugado tanto?

Leand. Amigo, por vos la noche doda la he pasado en blanco.

Grif. ¿Qué tal? sa lió á vuestro gusto ese postrero al egato?
¿Ganaremos?

Leand. ¿Quiénlo duda?

Grifing. Amigo, dadme la mano, con eso me dais aliento para poder sin empacho hacer con los pobrecitos los acostumbrados actos de caridad.

Leand. En muriendo, os vais vestido y calzado al cielo.

Grifing. Bastante afan me cuesta, amigo, el ganarlo. Leand. Pero vos esta mañana tambien habeis madrugado.

Grifing. Es verdad: primeramente al Señor he visitado en su templo: á la salida á todos quantos ancianos he encontrado unas monedas por mi mano les he dado.

Luego he ido al Hospital á llevar á los cuitados enfermos las pastillitas de chocolate, los ramos de flores, el caramelo, y á darles en sus trabajos consuelo; todos los dias esto es lo primero que hago, y asi Dios me ayuda.

Cond. Este hombre tambien pasa por honrado.

Duq. ¡Qué pérfido! pues teneis un corazon tan humano hacedlo ver con los propios, antes que con los extraños. Vuestro Sobrino:::-

Grifing. ¿Sois vos
su Procurador acaso?

Duq. Soy un hombre que recuerda
á vuestra virtud su amparo.

Grifing. ¿Le conoceis?

Duq. No por cierto.

Grifing De su conducta enterass, y hablaremos. Duq. ¿Qué os ha hecho? Grif. ¿Qué me ha hecho? Me ha llenado de mil zozobras, pretende para cubrir su desfalco, que yo le pague un dinero; que dice que le he usurpado. Duq. Pero el parentesco debe ... Grifing. De mí ya está emancipado. Cond Pero sufrireis que muera? Grifing. Yoen eso, ni entro, ni salgo. Dug. ¿Y el honor? Grifing. No me aflijais, o si no de aquí me marcho. Duq. ¡Qué insensible! Yo no sé como puedo tolerarlo. Decid, ¿qué palacio es ese? Cond. El que fue del Feudatario. Se ven ácia el pórtico del Palacio & Sofia, y Claudio. Duq. ¿Y quién son aquellos dos que se están alli paseando? Cond. El uno es Claudio el que tiene interinamente el mando; y la otra es la muger del Caxero desgraciado Dag. ;De qué hablarán? Cond. Yo presumo, que ella le está suplicando por su marido. Duq. Pues él la escucha con poco agrado. Cond. Es que ella en algun tiempo, fue muy querida de Claudio. Duq. ¿Cómo habiendola querido no se duele de su llanto? Cond. Por su desgracia es honesta. Duq. Con eso me decis harto. Pero quién es ese hombre? Cond. Bastará para enteraros de su conducta, deciros, que el que falta á saludarlo, se hace con él casi reo del mas enorme atentado. Grifing. ¿Quién es ese?

Leand. Un fenomeno ambulante. Fab. ¡Caso extraño! Que noticia! Leand. Qué hay de nuevo? Fab. Que ha salido el mes pasado de Dijon con una escolta numerosa de soldados nuestro Duque, y aseguran infinitos corresanos, que á tomar posesion viene de esta Ciudad, que le ha dado por el amor, o la fuerza nuestro antiguo Feudatario. Leand. No lo creo, porque habria el aviso anticipado. Fab. Yo celebraré infinito, que no venga el Duque à honrarnos-Leand. ¿Por qué? Fab. Porque mi bolsillo no está ahora para gastos. Duq. ¿Con que vos, si aquí viniese, no tributarais aplausos à un Senor, que el patrimonio consume con sus vasallos? Fab. Por mí no ha gastado nada. Duq. Con los pobres ha gastado. Fab. Que le reciban los pobres. Duq. ¿Qué decis de este villano? Cond. ¿Qué he de decir? Que tambien es á la moderna honrado. Claud. No es este sitio oportuno para que hablemos despacio. Déxame, que yo veré si puedo servirte en algo; pero pides imposibles porque suplo al Feudatario solamente hasta que el Duque de esta poblacion el mando confie á otro; yo no tengo facultades para tanto: á nada me determino. Sofia. Yo de aquí no me separo hasta que alguna razon escuche de vuestros labios favorable. No ignorais

de mi marido el estado deplorable, los rigores, las penurias, y trabajos de la prision en que gime. Su salud ha quebrantado de modo, que ácia el sepulcro va su vida encaminando; y asi, señor, de mí y de él doleos, si sois humano. Claud. ;Ingrata, para pedirme, para moverme con llantos, debias de tus desprecios, primero haberte acordado. Sofia. Si quereis entre los héroes en la edad eternizaros, sujetad vuestra pasion, y haced lo que os ruego tanto: mientras que de vos dependa de mi marido el estado os importunaré. Claud. Digo, and the grands que nada puedo en tal caso. Pero ah, que tu has nacido para excitar mis cuidados, para hacerme guerra! vete: yo veré si arbitrio hallo de servirte; pero mira, que no olvides que te amo. Sofia. ¡Ah senor! sed generoso, y no querais inhumano exigir por una gracia un premio tan temerario: no afrenteis vuestro caracter, ni á los justos Magistrados. Claud. ; Ah cruel! Sofia. Por el raudal de lágrimas que derramo..... Clau. Vete, y vuelve de aquí á un poco, que yo miraré entre tanto lo que puedo hacer. Sofia. ¿Podré, enmedio de sus quebrantos, dar algunas esperanzis de vuestra parte á mi amado esposo:

Claud. Haz lo que quisieres.

Coleco

Sofia. Pues à consolarle parto. Amor conyugal, amor puro, dirige mis pasos. vas. Claud. Vé, pues, pero de tu esposo yo haré por quedar vengado. Baxa Claudio, todos al verle se levantan, y le saludan, menos el Duque. A Dios, señor Conde, á Dios Fabricio, ¿tenemos algo de nuevo? Fab. Que de Dijon ha salido el Soberano para esta Ciudad. Claud. Locura. ¿ El Duque estará pensando en eso? Leand. Lo mismo digo. Claud. ¡Como va señor Letrado de pleytos? Leand. Vá grandemente. Grif. En Borgoña no hay un sábio igual. Claud. Oh Monsieur Grifing! Grifin. Teneis que ocuparme en algo? Claud. No, amigo, quién es aquel, que ocupa del Conde el lado? Grifing. Un fenó neno ambulante. Claud. La adustez que está mostrando es sospechosa. Grifing Ni menos, saludaros se ha dignado. Claud. Llamadle. Grifing Aquel poderoso, dice, que desea hablaros. Duq. ¿Qué quereis? Claud. ¿De donde sois? Duq. De Dijone and Provid And Claud. Pois hombre honrado, o plebeyo? Duq. Naci noble. Claud. Parece atrevido y raro. ap. ¿teneis aqui algun asunto? Duq. Discurro, que tendré varios. Claud Decidme, pues, ¿quales sont Duq. Vos os habeis empeñado en indagar mis secretos, y yo me empeño en callarlos.

Claud. Si no os dais á conocer,
yo haré de este pueblo echaros.

Duq. Pronto me conocereis.

Claud. Pues conoceros aguardo.

A Dios.

vase.

Fab. Voyme á mi Botica: no he visto hombre mas extraño. Se entra.

Grifing. Al fenómeno ambulante, cómo le ha humanado Claudio.
Cuidado con mis negocios. vas.
Leand. Ahora voy á despacharlos.
Se fué, me voy á los trucos

Duq. ¿Qué es esto, que á un mismo tiempo

cond. Se han ido, porque no juzgue, que aquí con vos se quedaron.

Duq. ¿ Y vos conmigo, igualmente, no estais temiendo quedaros?

Cond. De ninguno yo dependo:

Duq. Ya os sigo, ¡qué de maldades por mí mismo he averiguado!

#### ACTO SEGUNDO.

Salen de la Botica Amelia, y Fabricio siguiéndola.

Fab. ¿Dónde vas?

Amelia. Voy aquí fuera

à tomar un rato el fresco,
porque estoy de la jaqueca
fatal.

Fab. No te vayas lejos.

Amelia. Si voy á sentarme aquí.

Fab. Sientate, que aqui está bueno.

Sobre aquel particular
deseo saber tu intento:
el novio es apetecible
por su lustre, y su dinero:
conque, ¿qué resuelves? Dilo.

Amelia. Que no le quiero, resuelvo.

Fab. ¿La escritura? ¿la palabra?

Amel. ¿Ahora os parais en eso?

¿Qué importa que ofrezca un padre de qualquier hijo el afecto, si el hijo cumplir no quiere del padre el ofrecimiento? ¿Os habeis de casar vos, ó yo?

Fab. ¿No accediste á ello entonces? ¿No lo aprobé yo?

Amel. Sí, pero ya no quiero.

Fab. Con ese genio voluble,

me has de acarrear un pleyto.

Amel. Yo lo sabré defender.

Eab. Mira:::-

Amel. Dexadme un momento, porque el dolor de cabeza casi tolerar no puedo.

Fab. Que ella me haga quedar mal á mí, no me importa un bledo, que si traté de casarla, fue solo por el dinero.

Fntrase en la Botica, y salen el Duque, y el Conde por un lado del Café. Cond. Al lugar acostumbrado, venid otra vez de nuevo.

Duq. Bien lo necesito, amigo, porque cansado me siento.

Cond. ¿Quereis chocolate?

Duq. No.

que ya es tarde para ello.

Cond. ¿Què juicio habeis formado

de quánto visteis?

Que me ha dexado confuso;
y que me ha dexado confuso;
y que me parece un sueño.
Reconozco, que á mis ojos
se ocultan muchos objetos
del mundo; yo le creia
bueno, veraz, y sincero,
y he visto, que es todo él
impostura y fingimiento;
de modo, que de mí mismo
á dudar tambien comienzo.

Cond. Veis, si digo bien, que tod

Cond. ¿Veis, si digo bien, que todo es amor propio? Ese fiero coloso, que prepotente

hoy

hoy domina el universo, corrompe de la virtud, y la religion los fueros; y el hombre mas animal que el animal, aunque menos sincero, solo á sí mismo se ama, sin que el objeto de su amor, jamás emplee con sus próximos, á menos que en ello no reconozca, que le ha de seguir provecho. Delante del amor propio las virtudes cobran miedo, y los vicios al instante procuran tomar su aspecto, y confunden la razon. ¿No digo verdad en esto? Duq. Mucho habeis vos estudiado el mundo. Cond. Es así, y contemplo, que ese ser debia el libro de los Monarcas. Duq. Del tiempo perdido, ¡quánto yo mismo á mí mismo me reprendo! Cond. Que teneis? Dug. A la memoria o an co me ha venido un pensamiento.... mas quién es aquella jóven? Cond. ¿En qué estabais discurriendo? Duq. Decidme, ¿quién es? Cond. La hija de un Boticario. Duq. Comprehendo, que os mira con buenos ojos. Cond. ¿Quereis que à hablarla lleguemos? Duq. Vamos. Cond. A Dios senorita. Poned cuidado en su genio, ap. y divertiros un rato. Amelia. Me alegro mucho de veros. Parece que os olvidasteis, de que yo hablaros deseo. Cond. ¿A mi? Amelia. Sí: vaya, sentaos.

Duq. Si es el asunto secreto

me retiraré. Amelia. No, no, bien podeis tambien saberlo: oid, pues. Cond. Antes de entrar en ningun discurso, quiero saber quándo os casais. Amelia. Nunca. Cond. ¿Qué decis? Amelia. Que ya no quiero: y sobre esto es el asunto, por el qual queria veros. Cond. Señora, despues de un año y algo mas de fino obsequio, mediando vuestra palabra, habiendo un contrato hecho.... Amelia. Como no está celebrado, no tiene el menor efecto. Cond. ¿Y la palabra? Amelia, Aun estoy de faltar á ella á tiempo. Cond. X si por fuerza os obliga el novio á su cumplimiento? Am. Leandro en un mes me ha dicho que tiene el trato deshecho. Cond. Pero para ello, sin duda, tendreis grandes fundamentos. Amelia. Y muy grandes. Cond. ¿Quales son? Amelia. El tener poco dinero. Cond. Poco dinero, zy cada año junta ocho mil liras? Amelia. ¿Y eso, qué es para una niña hermosa, educada á lo moderno? Cond. Mucho, si se considera, que hay en Borgoña sugetos casados con menos renta, que viven con lucimiento. Amélia. Si yo ajusto aquí la cuenta os haré ver que no tengo para ocho meses, los quatro restantes, hé equid faciendum? Cond. Ahí entra la economía. Amelia. Parece que en un desierto os criasteis, esa voz B2 ha

ha mucho que en nuestro pueblo no se escucha, ¿qué papel una muger de talento haria en el mundo con tan poquísimo dinero? Cond. ¿Quándo le disteis el sí, por qué no mirasteis eso? Por otra parte conozco, que no es digno de desprecio vuestro novio: su persona, su agasajo, y su concepto, le adquieren con todo el mundo el mas singular aprecio; y sé que le habeis amado. Amelia. Es asi, y con mucho exceso. Cond. & Tahora, por qué no le amais? Amelia. ¿Debe el amor ser eterno? Un año de amor vehemente estenúa los afectos, y es fuerza economizarlos, por no quedarse sin ellos. Cond. ¿Y al año que esteis casada qué reservareis á vuestro marido? Amelia. ¿Qué? la amistad. Cond. Y de alli, á muy poco tiempo ¿la indiferiencia, ó el odio, no es verdad? Amelia. No digo yo eso, ni soy capaz.... Cond. Ya, ya, estoy: stendreis algun amor nuevo? Amelia. Ah... Cond. Os reis? Amelia. ¡Qué malo sois! Cond. ¿Con que lo acerté? Muy bueno; ¿Y quién es? Amel. Pues qué, mis ojos claro no lo están diciendo? Cond. No. Amel. Paciencia: la torpeza que en manifestar mi afecto tienen, la corregirán mis labios. A vos os quiero. Cond. ¿De quando acá? Ainelia. Desde ayer.

Cord. ¿Y me lo estais encubriendo? Am. ¡Qué quereis! Si mi verguenza... Cond. Oh! es mucha la que en vos veo. ¿Como podria pagaros el alto favor que os debo? Amel. No me avergonce is por Dios con gracias, ni cumplimientos. Cond. ¿Y para que me quereis para marido, ó cortejo? Amelia. Para marido. Cond. Ya estoy: en vez del otro, ino es eso? Amelia. Asi es. Cond. Pues señorita, para que no os pese luego, quiero hablaros claro: vos despreciais, segun me acuerdo, al novio porque tan solo tiene ocho mil liras. Amelia. Cierto, Cond. Pues vo junto nueve mil, y resulta del exceso de las mil que junto mas, que para un mes mas yo tengo, y que en el resto del año vos y yo pereceremos; este articulo es dificil de arreglar, segun voy viendo. Amel. Pues por mí ya está arreglado, porque de veras os quiero, Cond. Con eso vos me colmais de placer; y pues de acuerdo vamos, para concluir á otro articulo pasemos. Yo reputo la amistad por el tesoro mas bello del mundo, pero tan solo con los hombres la apetezco, porque aunque con vuestro esposo, pensais vos tenerla luego: si á ser mi muger llegais, no podré avenirme á ello; porque yo de mi muger exijo un amor muy tierno, y que le dure este amor : hasta su fallecimiento: ¿pa~

spara hacer tal sacrificio, os sentis vos con esfuerzo? Amelia. Sì, schor. Cond. Ratificadlo con solemne juramento. Amelia. Yo lo juro. Cond. Ahora, dadme fiador de que hareis todo esto. Amelia. Es imposible. Cond. ¿Imposible? Obligaos desde luego por escrito, á que si acaso faltais á tenerme afecto, ofreceis cederme el dote, y marcharos á un Convento. Amel. Yo no me obligo á tal cosa. Cond. Pues, zy vuestro juramento? Amel. Yo no juré.... Duq. ¿Sabeis vos, quién quita al hermoso sexô el mérito? Amel. Los caprichos. Duq: Y despues de ellos el tiempo; y si éste se pasa sin haber elegido empleo en la Sociedad o el Claustro, quedan luego á ser objeto del escarnio de los hombres los rostros mas hechiceros. Cond. Qué decis de esto? Amel. Tan solo os digo, que sois un necio, y que os hace vuestro modo indigno de mis afectos. Fabricio se asoma en la Botica machacando, y desde alli, dice. Fab. Le admitiră, si señor, le admitirá. Amel. Yo no quiero, y de quantos hombres hay en este mundo, reniego. Entra en la Botica. Fab. Le admitirá, si señor, le admitirá. Cond. ¿De todo esto

qué decis?

Duq. Que aquesta loca, me ha divertido en extremo. Cond. De la educación moderna aquestos son los efectos. Sale Anselmo, y se arrima á be Botica. Anselm. A Dios Fabricio. Cond. Ese hombre es un Médico estupendo, segun dicen. Fab. Ya hace dias, que estaba deseando veros. Duq. 3Es ese vuestro Doctor? Cond. No lo permitan los Cielos. Ans. Señor Conde, equánto aplaudo hallaros en este puesto? corred que está el Secretario de Claudio Rinault muriendo y antes de morir, desea revelaros un secreto importante. Cond. ¿Qué decis? Anselm. Que os espera. Cond. Al punto vuelvo. Duq. Cumplid con la humanidad entre tanto que os espero. Anselm. ¿Qué es lo que teneis que hablarme? ¿pero vos conmigo serio? Fab. No he de estarlo habiendo visto, que de mí no haceis aprecio. Anselm. ¿Como pues? Fab. Antes de ahora no podian dos mancebos despachar vuestras recetas en mi Botica, y hoy veo que tan solo venir suele alguna de tiempo, en tiempo. Anselm. Estando, como estais rico, extraño vuestros recuerdos. Fab. ¡Rico, rico! No estoy pobre, pero están malos los tiempos. Anselm. No lloreis: con mis recetas habeis juntado dinero en abundancia. Fab. Es verdad,

FA

y por lo mismo, ahora os ruego me protejais.

Anselm. Si he de hablar con claridad, no me atrevo, porque por vos á sentir empiezo remordimientos.

Fab. ¿Por mí?

Anselm. Sí, señor, por vos, porque teneis los efectos de la Botica apestados, y matan á los enfermos.

Fab. ¿Un Médico escrupuliza sobre eso?

Anselm. En fin yo no quiero. Fab. En matar, soy yo el cuchillo,

y vos soys el carnicero.

Anselm. ¿Qué nuevo lenguaje es ese? ¿dudais vos de mi talento?

Fab. No, pero con justa causa vuestra conducta condeno.

Anselm. Soys un ingrato.

Fab. Despacio,

amigo nos conocemos:
vo sé que á la especie humana
le habeis vos mas daños hecho
que una bateria: vos
no curais sino á aquellos
que son ricos, vos:::-

Anselm. Despacio, que en eso hago lo que debo; porque si el enfermo es rico, ó poderoso en el pueblo, es muy sonada la cura. Le supone mas un yerro á un Médico con un rico, que con un pobre un acierto. Qué fama, ni qué renombre veis vos que tengan aquellos, que andan curando á los pobres en caridad; nadie de ellos se acuerda, nadie los llama, ni jamás tienen concepto. Ricos, ricos, que si mueren, regalan los herederos.

Duq. ¿Qué nueva raza de iniquos?

Fab. Dios me libre de ser pobre,. que si acaso caigo enfermo, no me querreis asistir.

Anselm. Entonces, ya lo veremos.
Pero volviendo al asunto,
¿presumis vos que yo creo,
aunque los mando tomar,
en muchos medicamentos?
No, amigo, naturaleza,
naturaleza.

Duq. Sabiendo
eso, ¿por qué los mandais?
Por qué con gastos superfluos
perjudicais las familias,
y tal vez á los enfermos?

Anselm. Yo encontré la facultad así, y dexarla así pienso.

Duq. Haceis muy mal.

Anselm. Que lo enmienden allá nuestros venideros.

Duq. Aunque vos pensais así,
todo lo contrario vemos,
que piensan otros: ¡qué elogios
no han merecido, qué premios,
los que en esta facultad
apuraron su talento,
y su eficacia en favor
de la salud de los cuerpos,
sin que atendieran al rico,
mas que al pobre sus esmeros!
La audacia con que pronuncian
su culpa les hace reos,
y mas dignos del castigo,
que sus iniquos excesos.

Sale Mariana con una receta, y una botella en la mano, y se acerca con temor á la Botica.

Fab. Qué quereis?

Mariana. Esta receta.

La toma Fabricio, lee, y dice.
Fab. Diez liras.
Mariana. Y nada menos?
Fab. Nada menos.
Anselm. Vaya, hacedle

alguna gracia. Fab. No puedo: serán nueve.

Mariana. Está muy bien.

Fab. Y traes aquí el dinero?

Mariana. No señor, pero mañana:::
Fab. Marcha á otra parte por ello.

Mariana. Yo pagaré, si....

Fab. En mi libro

no cabe tu nombre.

no cabe tu nombre.

Mariana. Pero:::-

Fab. Ya te he dicho, que te vayas.

Mariana. Mi padre se está muriendo,
y no os hagais responsable
á su hija, al mundo, y al cielo
de su vida.

Fab. Ya te he dicho doce veces, que no puedo. Duq. ¿Quánto vale la receta? Fab. Diez liras.

Duq. Tomadlas luego.

Fab. Ya os sirvo: las buenas caras siempre hallan benignos pechos.

Duq. Esto no es de la receta.

Fab. Pero sirve de ornamento á la botella.

Mariana. Señor,
por el bien que me habeis hecho,
el cielo os dé tanta vida,
como para mi deseo.
Si no es por vos mi buen padre
no tendria este remedio.

Fab. Toma, y llevale á tu padre al punto el medicamento, despacha; pero pregunta al errante caballero, dónde vive, para ir à darle las gracias luego.

Duq. Atajad vil maldiciente vuestros iniquos acentos; y contemplad, que quizá teneis muy cercano el tiempo de tener que avergonzaros de todos vuestros excesos.

Fab. ¿Quién lo dice?

Duq. Quien lo sabe.

Fab. Me voy por no responderos. vas.

Duq. Indigno, de mi castigo ap.

pronto verás los efectos.
¿Quién soys vos?

Marian. Soy una joven,
que de servir me mantengo.

Duq. ¿Y ahora vuestro pobre padre
está gravemente enfermo?

Marian. Si señor.

Duq. ¿Y en qué se emplea?

Murian. En pescar, y ahora tenemos
para curarle, que dar
á vender redes, anzuelos,
y quanto hay en casa.

Duq. ¿Y nadie

Duq. (Y nadie os socorre?

Marian. Bien tenemos
un pariente muy honrado
que podia; pero el vernos
pobres hace, que se niegue
hasta á ser pariente nuestro.

Duq. Nunca imaginé, que el mundo fuese tan vil y perverso: Con esta bolsa aliviad á un padre, por quien os veo tan interesada. La da un bolsillo.

Marian. Ved....

Duq. Escusa los cumplimientos, y conoce que si hay hombres en este mundo perversos, hay tambien hombres, que saben hacer ver que los hay buenos.

Marian. Permitid, que á vuestras plantas....

Duq. Lleva á tu padre el remedio. Marian. Esta piedad la aprendisteis de nuestro Duque, ó del cielo. vas.

Duq. Vosotros desconocidos
á la humanidad, severos
opresores de la especie
humana, equando sangrientos
devorais à vuestro hermano,
sentis, por ventura, dentro
de vuestro pecho el placer,
que en este instante yo siento
con el socorro que he dado
á ese miserable enfermo?

Salen en el foro Sofia y Claudio.

Barbaros! Pero qué miro?
ya la muger del Caxero
perseguido á importunar
vuelve al pérfido con ruegos:
por no anticipar mi furia
retirarme alli resuelvo.

Entra en el Café.

Cl. ¿Con qué vos quereis que os hable en la calle? entrad adentro del Palacio como todos, que alli os diré lo que puedo hacer por vos.

Sofia. ¡Ah Senor!

no exijais de mí mas premio

por vuestra bondad que aquel

que apruebe el honor y el Cielo:

decidme ¿qué habeis pensado?

Claudio. He pensado lo primero pagar el debito al Duque de vuestro marido, y luego con mi autoridad dar fin á su desgracia.

Sofia. El exceso
del gozo no me permite
mostrar mi agradecimiento:
Dios os colme de favores.

Claudio. Dexad importunos ruegos
y oidme, ¿vos estimais
á vuestro esposo?

Sofia. Los Cielos son testigos del amor que le profesa mi pecho.

Claudio. Pero por su amor no es justo que falteis á los respetos

de la gratitud, haced por vuestro esposo á lo menos algun sacrificio.

Sofia. ¿Y quál
exijis que haga en su obsequio?
¿quereis mi vida?
Claudio. No tanto.
Sofia. ¿Pues qué quereis?

Claudio. Que en tu pecho

alimentes para mí
algunos leves afectos.

Sofia. ¿Qué no ha de bastar mi llanto,
mi dolor á enterneceros?
¿qué no os contempleis capáz
del beneficio que os ruego
por amor á la virtud
sino por fines siniestros?
¿dónde está la humanidad?

Claudio. De modo que yo me empeño

Claudio. De modo que yo me empeño en aliviaros, y vos en llenarme de improperios; pero sin embargo oid.

Sofia. No querais, Señor: valeros de mi destino: mirad que no es justo, ni bien hecho que apeleis en este lance á tan detestables medios: vos no nacisteis sin duda para mandar: los que el Cielo y el Rey destinó á este fin nunca asi se envilecieron.

Claudio. ¿Al paso que me rogais me tratais con vilipendio?

Sofia. A mi marido, y no á vos soy deudora del afecto solamente, y no es estraño que al mirar vuestros intentos me propase. A mi marido hasta mi postrer aliento juré amor, y prescindir del juramento no puedo: por su vida, si quereis, me desprenderé al momento de la mia... Pero á costa del honor y el vilipendio ni la quiero, ni la busco: esto, Señor, os prevengo, para que sepais, que en caso que insistais sordo á mis ruegos, lloraré, suspiraré, de quejas poblaré el viento; pero con Dios y los hombres mi honor conservaré ileso.

Claudio. ¿Quién te dice lo contrario? quando dime te he propuesto

cosa ofensiva á tu honor? Yo tan solamente quiero, que me ames, mas sin delito... Sofia. Sin delito! No os entiendo. Claud. Sosegaos, que á enteraros voy de todos: mis intentos. Ya sabeis que vuestro padre no accedió á nuestro himeneo por la gran desigualdad de mi nacimiento al vuestro, Sofia. Proseguid. Claud. Las voces vagas, que sobre esto se extendieron dieron lugar, á que muchos interpretasen el hecho siniestramente, y pensasen, que de vos nació el desprecios por lo qual fui del amigo, y el pariente el menosprecio, viendo que siendo yo mas, triunfaba el que era menos; con que para apaciguar estas voces en el pueblo, quiero que de vuestro amor me deis algun documento. Sofia. ¿En qué terminos? Hablad, no me tengais padeciendo. Claud. Poniendome por escrito, que me profesais afecto; que de vuestro padre solo fue dimanado el desprecio; que si hubierais elegido libremente entonces dueño, me hubierais la preferencia dado á mí: tan solo esto exijo de vos, mirad si menos exijir puedo. Sofia. Extraño la pretension, y sus consequencias temo. Claud. Vos de todo recelais: sen qué esto puede ofenderos? Sofia. No me aflijais, por mi esposo hacer imposibles pienso; pero el papel:::-Claud. ¿Qué decis? Sofia. Que escribirle no me atrevo,

Claud. Las excesivas angustias, los continuos sentimientos, que muestras por tu marido, zal ver que te niegas á esto, quién podrá creer? Sofia. No debe de ningun modo ofenderos mi temor, de mi marido. dexad que tome consejo, y si no tiene reparo, estoy pronta á obedeceros. Claud. Anda vé ; pero no tardes en declararme tu intento, que de mi no penderá, tal vez luego tu consuelo: despacha, y de mi bondad aprovechate, y del tiempo-Sofia. Así para ir, y volver me prestase alas el viento. Claud. En la entrada del Palacio, por complacerte, te espero. Sofia. Protejed mi honestidad en tal desventura, cielos! Dasa Claud. Me parece que logrados tengo todos mis proyectos. Sale el Duque del Café. El forastero. Decidme, ¿quándo me hareis manifiestos quien soys? Dug. Antes de mafiana con vos descubrirme pienso. Claud. Antes de mañana? basta, que ya comprehendido os tengo. . Duq. Infeliz, que ya se apresta contra tu altivez el ceño. Sale el Condo. Pero el Conde: ¡quánto aplaudo que hayas venido tan presto! Cond. De lo que de ver acabo, absorto, y confuso vengo. Duq. ¿Qué habeis visto? Cond. De los hombres honrados, esto es, perversos, una trama abominable. Dug. Decidme, y saberla puedo ? Cond. Quisiera manifestarla ID- ante todo el Universo. Ya sabeis vos el destino del desgraciado Caxero.

Duq. Si lo sé.

Cond. Pues confundios al oir los fundamentos. Ya sabeis, como antes dixe, como Claudio en algun tiempo fue amante de su muger; pero el iniquo, creyendo que por Dambelt no atendia sus reprehensibles deseos, busco modo de arruinarlo, y para siempre perderlo; y para este fin (temblad al oir tan vil proyecto) se valio del Secretario, ministro de su secreto, que ahora acaba de espirar, quien la eternidad temiendo, la inocencia de Dambelt ha confesado, y su exceso.

ha confesado, y su exceso.

Duq. ¿De qué medios se valió

para engañar al Caxero?

Cond. De estos. Supuso una urgencia en su familia, que expuesto le tenia á que su honra padeciese detrimento: le rogo, le suplico, y Dambelt, que es muy sincero, le dió sin recibo alguno quanto le pidió el perverso. El fiero Claudio, que estaba con el iniquo de acuerdo, le pidió cuentas; y al verse en tan grande descubierto, fue al Secretario, y el vil con falsos ofrecimientos le consolo; pero el triste fue á la carcel, como reo conducido, donde el nombre respetan aun del perverso, esperando todavía la libertad por su medio.

Dug. ¡Absorto estoy!; que á estos hombres

el peso de sus excesos no les confunda!

Cond. Del trono
del despotismo arrojemos
á estos tiranos; yo parto
á Dijon á los pies régios
del Duque á implorar justicia
contra tan infames hechos.

Duq. Suspendedlo hasta mañana, que acompañaros pretendo, ó el viage ahorraros.

Cond. ¡Como!

teneis vos algunos medios?

Duq. ¿Quién sabe? Puede que sí.

Cond. Venid, que comer deseo
con vos.

Duq. No tengo reparo.

Cond. Vamos, y en tanto hablaremos

del castigo de los malos,

y del premio de los buenos.

#### ACTO TERCERO.

Sale Sosia pensativa, y se va encaminando al Palacio.

Sofia. Sin embargo, que una sombra es capaz de dar sospechas á mi esposo, del papel que Claudio de mí desea, me ha dicho distintas veces que nada malo recela: él conoce bien el mundo, y esto á escribirle me alienta.

Salen por el lado opuesto el Duque, y el Conde.

Duq. ¿Qué miro? por todas partes. á mis ojos se presenta esta muger.

cond. El amor enagenada la lleva tras del consuelo, que no halla sino es en sus mismas penas.

Sofia. ¿Qué dudo? Entró en el Palacio á escribir.... ¡qué angustias fieras se apoderan de mi pecho al atravesar sus puertas!

yo me vuelvo... yo desisto
de tan arriesgada empresa...
¿pero, y mi esposo?.. ¿Sofia,
podrás sin morir de pena
verle gemir oprimido
del dolor, y la miseria
en una carcel?.... Son flacas,
son muy débiles mis fuerzas,
¿pues qué hago? ¿qué me detengo
que no penetro resuelta
el palacio? Nada temo,
mis intenciones son rectas,
y Dios que conmigo va
protegerá mi modestia. Entra.

Cond. La infeliz en la malicia la sencilléz hallar piensa.

Duq. Al mirar estas infamias, de mí el furor me enagena; pero yo juro, que pronto las vengará....

Cond. ¿Quién?

Duq. La diestra del que es todo sábio y justo, quando no lo haga en la tierra la justicia.

cond. En vos observo unas confusas ideas, que me dicen::-qué mirais?

Duq. Que aquí un Labrador se acerca. Sale un Labrador decrépito, reconociendo la Plaza.

Lab. ¡Bueno! ¡por mi fé que es bueno todo! ¡qué torres! ¡qué almenas! ¡qué palacios! ¡qué edificios! Es magnífico de veras. Bien me decian mis hijos, que era esta Ciudad muy bella.

Duq. Me parece que en este hombre la sencilléz se conserva.

Cond. Vamos á hablarle, y veremos si vuestra opinion es cierta.

¿Ha buen hombre?

Labr. ¿Quién ha dicho, que yo lo soy?

Cond. De manera

que....

Labr. Sin estar enterado todavia de mis prendas, me dais un nombre, que hay pocos que en este mundo merezcan.

Duq. Este nombre se dá á aquellos que de hombres de bien se precian.

Labr. No basta que ellos se precien, es menester que lo sean.

No confundais el buen orden.

Duq. ¿Vos lo soys?

Labr. Aunque lo sea,

no debo decirlo: vos,

una vez que os interesa,
indagadlo.

Duq. Sus razones con el trage no concuerdan.

Labr. Hasta en los montes, señor, anda escasa la inocencia; pero dexadme sentar.

Duq. Sentaos en hora buena. Federico se dexa ver, y se vuelve á entrar.

Cond. ¿Vos sereis de estos contornos? Labr. Así es: soy de una aldea, diez millas lejos de aquí.

Cond. ¿Qué os parece la opulencia de la Ciudad?

Labr. Me parece
bien; pero mas me deleytan
mis majuelos, mis frutales,
mis campos, y mis colmenas;
porque aquí entre dos paredes
se me antoja que me encierran,
y que la mitad del ayre
respirar solo me dexan.

Cond. ¿Qué os parece?

Duq. Que este anciano

dá de ser honrado muestras.

Sale Federico, y le trae una taxa

de Café.

Fed. Ya estais servido.

Labr. Mil gracias;

¿pero qué bebida es esta?

Fed. Café.

Labr.; Café!

Fed. Se conoce

que es esta la vez primera que le ha tomado: probadle. Labr. ¿Para qué tanta fineza? Fed. Tomadle sin cumplimientos. Labr. Vaya, una vez que se empeña. Cond. ¿Vos no habeis estado nunca en esta Ciudad? Labr. Ni en esta, ni en otra.

Duq. ¿Cómo venisteis? Labr. A pie. Duq. : A pie? Labr. ¿Es cosa nueva?

á pie, sí.

Duq. ¿Qué años teneis? Labr. Cumpliré pronto noventa y quatro.

Cond. Vos os burlais.

Labr. Pensais que yo soy tan bestia, que me habia de aumentar los años, quando otros piensan en quitarselos? Ya veo, que vos trocais las ideas.

Duq. Y haceis los viages á pie? Labr. Y con mucha ligereza.

Cond. ¿Con tantos años?

Labr. Aun pienso vivir mas, segun mis cuentas.

Duq. ¿ Cómo pues? Labr. Como mi abuelo murió de edad de noventa y nueve, de ciento y quatro mi padre; y yo que la idéa llevo de excederlos, pienso vivir ciento y diez.

Cond. Es buena la confianza, con la muerte teneis escritura hecha?

Labr. No señor, mas lo he pactado yo con mi naturaleza, siguiendo su inspiración, y todo quanto me ordena: mi comida, y mi exercicio, son conforme ella me enseña, viendo siempre de ajustar mi complexion con sus reglas:

y como yo la obedezco, me obedecerá á mi ella. Duq. Vos soys mas afortunado

que nosotros.

Labr. Mi cautela me ha adquirido esta ventaja, y estoy contento con ella.

Duq. Este hombre es muy singular. Cond. Quando el placer de la aldea

se dexo para venir

á la Ciudad, cosa es cierta que en la Ciudad tendrá asuntos de muy grande consequencia.

Labr.: De grandisima. Duq. Y decidme ....

Labr. ¿Vos quereis que os lo refiera todo, he? De todo voy á daros noticia cierta; ¿pero no hay quien esta taza con esta bebida negra se lleve?

Le dá la taza, y se queda arrimado. á la mesa.

Fed. Senor .... Labr. Tomad.

Volviendo á nuestra materia: , Sabed, pues, que dos motivos, que igualmente me interesan... Id con Dios, que nada mas se me ofrece.

Fed. En hora buena. Quieto. Labr. ¿Qué quereis oir lo que hablo? id á hacer vuestras haciendas: id con Dios.

Fed. Es que queria... Labr. ¿Y qué queriais? Apriesa. Fed. Que me pagárais la taza de Café.

Labr. ¿ Yo? Este hombre sueña. ¿Pagarla yo?

Fed. Si senor.

Labr. Yo no comprehendo esta tierra. ¿No me habeis hecho tomar esa bebida por fuerza? ¿ pues como? Fed. Pero el Café,

ā mí el dinero me cuesta.

Labr. Tambien me cuesta á mí el vino,
y con todo unas botellas
á mis amigos regalo,
sin pedirles recompensa.

Fed. Aquí se usa así. Labr. Lo entiendo.

Mas yo si ese uso supiera, me hubiera ahorrado el quemarme el paladar, y la lengua con una bebida amarga, que tomé por complacencia. ¿Quánto vale?

Cond. No lo tomes.

Labr. No soy tacaño. Di apriesa, equánto vale? pronto, pronto.

Fed. Cinco sueldos.

Labr. Ahí diez llevas, porque con otro regalo á importunarme no vuelvas.

Fed. Muchas gracias. Entra.

Duq. ¡Quánto el alma su sinceridad me alegra!

Cond. Penetremos bien el fondo

de este original.

Labr. De nuestra
conversacion otra vez
tomando el hilo.... si aprecian
mas el Café, que no el Vino,
pidan todo quanto quieran,
que yo no puedo otra cosa
ofrecer en esta tierra.

Duq. Lo estimamos, buen amigo. Labr. Ved que es de veras la oferta. Cond. Ya lo sabemos, mas dadnos parte de todo.

Labr. Paciencia.

Por dos causas he venido á la Ciudad: la primera es esta. Aunque retirado vivo en una corta aldea, por mis hijos, y el Baylio tengo cada dia nuevas de quanto en ella sucede. Decidme por vida vuestra: ; es verdad, no me engañeis, que un joven de bellas prendas, que tenia á su cuidado la Caxa de la moneda del Príncipe, fue engañado por un vil, y ahora se encuentra por un desfalco en la carcel, esperando la sentencia de muerte?

Cond. Verdad es.

Labr. Pues

yo entre mi me hice esta cuenta. Este joven es honrado, porque si honrado no fuera, le respetarian mas envidia y maledicencia: él es digno de la vida, y aunque así lo consideran algunos, le compadecen, pero nadie le remedia. Estos hombres ó son pobres, ó insensibles quando niegan la piedad á un desdichado, que es tan digno de obtenerla! yo no soy pobre, ni sordo á la voz de la clemencia; tengo infinitos rebaños, y una infinidad de hacienda; cuyo producto á los gastos de mi familia supera: que hago, pienso, lo mejor, y vuelvo á hacerme esta cuenta. Nuestro Soberano el Duque goza infinitas riquezas, yo tambien gozo bastantes; él sus sobrantes emplea en socorrer á los pobres, yo hago lo mismo en mi tierra; y habiéndome merecido este joven la terneza mas grande, dixe: de todos abandonado se encuentra, y vamos en su favor á emplear la piedad nuestra; á este fin , dixe á mis hijos antes de ayer en la cena: equereis con veinte mil liras

hacer una accion eterna, en las edades? quereis libertar por medio de ellas de la muerte à un hombre honesto? Para darme la respuesta se miraron unos á otros, y despues de darme muestras de su voluntad, acordes, llenos de gozo, y terneza dixeron que sí: al instante Hamé á un mozo, y con gran priesa conté las veinte mil liras, le entregué la mitad de ellas, yo cogi la otra mitad, y antes que de dia fuera con él, y con mi baston vine á hacer de ellas oferta á la justicia en favor de la oprimida inocencia.

Duq. Yo me confundo al oir de este hombre la grandeza. ¿Quién tan nobles sentimientos te inspira?

Labr. La providencia, y mi corazon.

Duq. Quán grande
eres, y quánto superas
á mi grande... La alegria
me arrebataba la lengua
á manifestar.... Amigo,
¿veis cómo es falsa la idéa,
de que no hay hombres honrados?
Cond. Del todo absorto me dexan

sus razones.

Duq. Oh, qué impulsos me dan de abrazarle!

cond. De esta
escena deduzco, amigo,
que si son grandes sus prendas,
las yuestras no lo son menos.
¡Quánto me ocupa la idea
este hombre!

Duq. Soys el fenix de esta edad.

Labr. Los cosas buenas en las Ciudades son raras,

2000 400

quando os ha sorprendido esta.

Duq. Demasiado, demasiado:

mas siento daros la pena

de deciros, que es inutil

vuestra generosa oferta.

La ley en tales delitos

exige las mas severas

penas, para contener

maliciosas indolencias.

Labr. ¿Qué decis, que con la suma no basta? qué diligencias, mas que éstas deben hacerse para la gracia completa?

Duq. Acudir al Soberano;
pero eso á mi cargo queda.
¿Decid, no se espera al Duque?
Cond. Hoy mismo, dicen, que llega.

Labr. Este es el otro motivo, que me sacó de la aldea.
Yo jamás tuve la dicha de ver la cara á su Alteza, y antes de morir pretendo tener esta complacencia; pero la primera cosa que pediré á su grandeza, será el perdon de este joven; y vivo en la inteligencia de que me le otorgará, por ser la cosa primera que le pido. ¿Buen amigo, me la otorgará su Alteza?

Duq. Sí.

Labr. ¿Qué decís?

Duq. Que yo mismo
os llevaré á su presencia.

Labr. Tanto mejor, vos sabreis
la ocasion, y la manera;
¿adónde podré buscaros?

Duq. Aquí mismo.

Labr. Hasta la vuelta, que voy á dormir un rato.

Vase, y vuelve.

No os olvideis de la oferta,
y vereis como los Cielos
benignos nos recompensan,
bendiciendo nuestros hijos,

todas nuestras empresas. vas.

Daq. Gracias á Dios, que encontramos el hombre, que nuestra idéa buscaba. Gracias á Dios, que en el mundo se conservan todavía las semillas de la virtud, y que de ellas puede tener cultivadas frutos copiosos la tierra.

Fabricio desde la Botica.

Fabric. Allí el forastero está
protector de la belleza:
él pregunta, él exâmina,
todo quanto pasa observa:
¿ si será espía? ¡Ah, si yo
lo supiese con certeza,
le delataba al Gobierno
porque un empleo me diera!
Sale Mariana llorando, y fuera
de sí.

Marian. ¿En donde está ese traydor, ese hombre vil sin conciencia?

Fab. Si es por mí, ¿cómo me alaba?

Duque. ¿Qué tienes, pues? ¿qué te inquieta?

Marian. ¿Qué he de tener? Que he huerfana. (quedado

Marian. El bribon del Boticario me ha trocado la receta, y en vez de darme un cordial, me dió un veneno.

Eab. Friolera,
esto ha sido un quid pro quo.
Mar. Aun teneis la desverguenza

Fab. Marcha, marcha, no me rompas la cabeza.

Duq. Sin embargo....

Anselm. Amigo mio,
cierto que la hicisteis buena:
con qué habeis envenenado
al Pescador?

Mariana. No hay quien prenda á ese pérfido? Fab. Explicaos,
no me hagais que el juicio pierda.
Anselm. Amigo mio, esta vez
os cogieron en la trena.

Fab. ¿Cómo?

Anselm. Yendo por la calle oí unas voces funestas, que decian: ¿no hay quien queme la Botica, y las recetas? me paré, dixe entre mí, aquí ha habido una tragedia medicinal, y es preciso indagar la causa de ella: fuí á la casa, y al instante me dieron de todo cuenta, y aunque era pobre el enfermo le examiné, y por las señas conocí que aún el veneno no obraba con toda fuerza, y un antídoto le di, con el qual á la hora de esta ya está fuera de peligro.

Fab. Ved la primera obra buena, que habeis hecho en vuestra vida¿Pero es dable que yo pueda equivocarme? Sin verlo no es posible que lo crea. Se entra.

Mar. ¿Con que está mejor mi padre?

Anselm. Si-

y vé á verse quando quieras.

Mar. Si le disteis vos la vida,

Dios os dé la recompensa. vas.

Sale Fabricio.

Fab. Teneis razon, me engañé, por echar en la botella un licor, eché unas sales corrosivas, que dispuestas para cierta operacion tenia sobre la mesa.

Duq. ¿Y al decirlo vuestro rostro no se cubre de verguenza?

Fab. ¿Y qué tenemos? un yerro lo hace en el dia qualquiera.

Duq. Del vuestro à un asesinato yo no encuentro diferiencia: ¿ por qué de otros no aprendeis, que en vuestra facultad misma han hecho en favor del hombre tan preciosas experiencias? Vamos al Café.

Cond. Ya os sigo.

Duq. Para tolerar no hay fuerzas. ens.

Fab. ¿No veis como el forastero
en mis asuntos se mezcla?

Ancelos Valo veo pero vos

Anselm. Ya lo veo, pero voa cuidad mas de las recetas.

Fab. Es una espia.

Anselm. Mirad, que os tendrá muy mala cuenta.

Fab. Es un soplon. Anselm. No dexeis

que vuestra fama se pierda.

Fab. No sabeis vos, que en España anda impresa una Comedia, que se intitula el Diablo Predicador.

Anselm. Consequencia como vuestra.

Fab. Pues tomad

para vos las advertencias.

Hace que se vá, y vuelve.
; qué vino tengo!

Anselm. Y es cosa

de darme algunas botellas?

Fab. Puede ser: ¿quereis probarlo?

Anselm. Jamás desprecio yo ofertas.

Fab. Con las recetas cuidado.

Anselm. Cuidado con las botellas.

Entran en la Botica, y á los últimos versos habrá salido del Palacio Sofia apresurada, y detrás Claudio.

Sofia. ¿Qué es esto que me sucede? ¿adónde el dolor me lleva?

Claud. Detente.

Sofia. Por Dios dexadme,
que una agitacion interna
siento, desde que firmé
el papel, que yo quisiera....
Sí, quisiera recogerle,
aunque mi esposo lo aprueba.
Claud. Siempre tu delicadez

Ese papel, que de sustos tanto el corazon te llena, te producirá algun dia las dichas mas placenteras. Las cosas hay ocasiones, que á tales extremos llegan, que no es posible impedir del todo sus consequencias: de modo que es necesario, aun de la desgracia mesma, sacar á veces partido favorable: y así piensa...

Sofia. Yo no pienso sino solo en que me cumplais la ofertad. No lo retardeis por Dios.

Yo he dexado satisfechas vuestras idéas, ahora satisfaced mi terneza conyugal, y á mi marido entregadme á toda priesa.

Claud. No puede hacerse en un dia todo: calma tu impaciencia.

Aunque quisiera servirte,
hoy no es dable que le veas.

Sofia. ¿Como esta tardanza?

Claud. Debes

Yo te pido que esta noche á cenar conmigo vengas para hacerte ciertos cargos, que te tendrán mucha cuenta.

Sofia. ¿No me los podeis hacer aquí?

Claud. No, que su materia no es para aquí.

Sofia. No penseis

que desprecio vuestra oferta,

ni dudo de vos: del mundo
sabeis la maledicencia;

además, que yo tampoco

no debo, sino en presencia
de mi marido, admitir
de ninguno tal oferta.

Claud. Ya que esta gracia, Sosia, á concederme te niegas,

orra

otra que es mucho mas facil, espero que me concedas: toma este pliego, y advierte Se le da que su contenido encierra los cargos que aquesta noche pensaba hacerte en la cena; pero mira, que no quiero que hasta la noche lo leas. Estás enterada? y luego exâmina la respuesta bien.

Sofia. ¿Y por qué ahora teneis conmigo tanta reserva?

Claud. Si ahora yo te lo explicase, la gracia gracia no fuera.

Sofia. Yo lo haré; mas mi marido...

Claud. Por tu marido no temas,

que á estas horas te aseguro
no siente la menor pena,
y á Dios; y de ese papel
es menester que comprehendas,
que yo te amo, y que tú puedes,
sin faltar á tu modestia,
amarme, y que solo trato
tus dichas hacer completas;
pero mira que te encargo,
si en un lago de miserias,
no te quieres sumergir,
que calles, y que resuelvas. Vas.

Sofia : Qué es esto! ¿qué significan tanto misterio y cautela, tantas ambiguas palabras? Este papel.... No quisiera que de mi credulidad abusase.... ¿Sus idéas quales seran? , Que yo te amo.... "Sin faltar á tu modestia, "puedes amarme.... " Encargarme el secreto... Estoy tan llena de dudas, que el corazon en confusiones se anega. Si la muerte de mi esposo habrá suspendido. ¡Penas! ¿ Si aun estará en el peligro? Claudio en sus arcanos lleva algun fin. El hombre honesto

no usa de tantas cautelas; en todos tiempos, y sitios. lo que quiere manissesta. ¿ Si me engañará? Yo dudo... Yo tiemblo.... El pecho recela.... Resuelvo abrir el papel...-¿El papel? ;y la promesa? por huir de un mal en ot o dar mis desgracias recelan. ¿Mas por qué estoy indecisa? Ya dexé abierta la nema. Si me engaña, á sus engaños podré oponer mi cautela: si no me engaña, y lo sabe, disculpará mi flaqueza: ya lo resolvi; el papel dice de aquesta manera. Leco "La pérdida de Dambelt n por mí inevitable era, ny á mi pesar he dexado , la justicia satisfecha: " Nada comprehendo, sigamos veremos el fin que lleva. n Pero yo compadecido Lea nde tu situacion adversa, ntengo dispuesto los medios "de dar alivio á tus penas:" No me engaña, jay dulce esposo! ya tu libertad es cierta. "Con tal de que no me engañes Lee , con razones pasageras, ny castamente á mis ansias n correspondas halagueña. " ¿Cómo puede ser? ¡Qué angustia en mi corazon se engendra! , Ningun obstáculo tienes..." ¿qué turbada está la lengua para resolver "tu esposo... no veo bien estas letras, porque á la vista; jay de mí! se me interpone una niebla. Descansemos.... mas no es dable que descansar mi alma pueda hasta salir de las dudas en que mi pecho se anega. Ya veo mas, Tu esposo... ay Dios! "ya ha dexado satisfecha "en secreto la justicia... ¿Lo diré: "Con la cabeza... ¡Justos cielos! yo fallezco...

Cae desmayada, y salen el Duque y el Conde.

Duq. ¡Ola! ¿quién aquí se queja?
pero Madama Dambelt
desmayada allí se encuentra.
¡ Infelîz! Venid, amigo,
al instante á socorrerla. La levanta.

Cond. ¿Fabricio?

Sale Fabricio.

Fab. ¿Qué me mandais?

Duq. Traed un espíritu apriesa.

Cond. Cuenta no sea un veneno.

Sofia. Ay Dambelt! Duq. 2Qué carta es esta?

Le quita de la mano el papel.
Sostenedla vos, en tanto
que paso à enterarme de ella.

Hace que les, y sale Fabricio. Fab. Tomad, que de mi Botica es específico.

Cond. Venga.

Fab. Como un cadaver está.

Cond. ¿Qué es eso?

Duq. Leed estas letras.

Hace que lee el Conde.

Ya es tiempo, que trueno y rayo manissesten su violencia.

Sofia. Todo lo he perdido, nada en este mundo me queda.
¡Barbaro! ¿pero quién soys?
¿Soys ministro de esa fiera?
¿ Intentais de sus rigores en mí mostrar la violencia?

Duq ¿No me conoceis?

Sofia. A nadie

reconocen hoy mis penas. Y así dexadme espirar, dexad que á sus iras muera.

Duq. Guardad el papel: y vos à Fab. llamad del Café, quien venga à socorrerla.

Fab. Martin?

Duq. En el Café, entrad apriesa á esta Dama, y en la estancia mas retirada ponedla; y en tanto que se recobra, haced que silencio tengan. La llev.

Fab. Despacio, así, esto es: ¿qué aventuras serán éstas?

Duq. ¿Qué decis de esto?

sin aguardar otras pruebas voy á buscar, para que remedie tantas vilezas.

Duq. ¿En dónde vais á buscarlo? Conde En Dijon, ó en donde pueda; y así, dexadme.

Duq. Teneos,

que ya es tiempo, que os dé muestras de que os estimo, y de daros una noticia muy buena. No busqueis al Duque.

Cond. ¿Cómo?

Duq. Como está en vuestra presencia. Carlos vuestro Soberano

soy yo.

Cond. ¡Cielos, qué sorpresal Permitid...

Duq. Disimulad,

que no es tiempo que se sepa-

Cond. El júbilo... Duq. Amigo mio,

lo que pienso exige priesa.

Cond. ¡Qué placer! ¡ El Duque aquí! ¡Quánto el corazon se alegra!

Duq. Ahora todos esos hombres,
honrados á la moderna,
sufrirán la correccion
que merece su vileza.
Temblad, que el Cielo se nubla,
y la tempestad se acerca. vas.

Sale Fabricio.

Fab. ¿Quién el espíritu paga? Cond. ¡Oh qué codicia tan necia. vas.

## ACTO QUARTO.

Salen Leandro y Grifing por lados opuestos, dirigiéndose al Café.

Leand. Monsieur Grifing, yo celebro que hayais al Café venido.

Las dos Pupilas del pleyto hoy han estado conmigo.

Grif.: Querrán compostura?

Leand. Cierto.

Grifing.: Y lo aprobais?

Leand. Es preciso.

Grifing. Y si las vuelvo el dinero,
que en los autos me han pedido,
¿cómo quereis que yo compre
las pasas, los vizcochitos
á los enfermos? Leandro,
es fuerza ser compasivo

Leand. Escuchadme.

Grif. Si hablais de eso me retiro. Leand. Tomemos un rato el fresco. Grif. Y si pasa un pobrecito

Leand. Soys muy compasivo, amigo, Sale Claudio, y detrás de él una

Ordenanza.

Claud: Con que el número de tropas,
que á la Ciudad ha venido,
se apoderó de las puertas,
sin darme el menor aviso?

Se sienta.

El Duque, ¡infelíz de mí! sin duda está en este sitio: es menester precavernos; es necesario con juicio manejar el imposible, en que mi amor me ha metido... Es necesario impedir que llegue del Duque á oídos, y que Sofia le cuente mis amantes desvarios; pero el papel... El papel que arrebatado la he escrito,

es el que cubre de espanto mi corazon afligido.

Grif. Claudio Rinault me parece, que se halla muy pensativo.

Lean. Todos tenemos un rato en que pensar.

Claud. Me ha venido la muerte del Secretario á proposito; el castigo del Caxero favorece igualmente mis designios; y como era reo, nadie formará sinjestros juicios. No habia otros que pudiesen descubrir mis artificios; tan solamente el papel, que la escribí inadvercido, es quien puede con el Duque hacerme reo convicto: es menester enmendar el yerro. Pero no atino el como...ya lo pensé: éste es el unico arbitrio.

Se levanta, hace que habla con la Ordenanza en el foro.

Grif. ¿Qué decis? De ningun modo la proposicion admito.

Leand. En acabando, direis

si os acomoda el partido.

Claud. Dí al sugeto, que tú sabes,
que me averigue en qué sitio
está Madama Dambelt,
y al Oficial que te he dicho,
que tenga un piquete pronto
á mis ordenes.

Orden. Ya os sirvo. vase.
Claud. Despáchate. En este caso
no he de proceder omiso. vas.
Grif. Yo no desisto del pleyto.

Grif. Yo no desisto del pleyto, otra vez os lo repito.

Leand. Están pobres las pupilas.
Grif. Que mendiguen, que yo mismo

les daré una limosnita.

Lean ¡Se dará hombre mas iniquo. ap.

¿y la caridad?

Grif. No hay dia

D 2

que no la exerza benigno con los enfermos. ¿Qué es esto? Leand. Guardia en el Palacio, amigo. Sale un piquete de Granaderos con sus Oficiales, y se pone de guardia en el Palacio.

Grif. Esto es que ha venido el Duque. Lean. El creerlo ya es preciso.

Grif. ¿Quereis creer que no me gusta su venida?

Leand. A mi lo mismo. Sale el Duque.

Duq. Con quanta impaciencia espero del Consejero el aviso. ¿Si de impedir la maldad llegaria a tiempo? Amigo; qué tenemos?

Sale et Cond. Que Dambelt aun vive.

Duq. ¡Gran Dios! respiro. Cond. Llegué, señor, á la carcel con tu orden al tiempo mismo que á dividir su cabeza de un verdugo iba el cuchillo: viendo el orden el Alcayde, suspendió al punto el castigo, que ya habia retardado de la compasion movido; y despues de demostrar à Dambelt su regocijo, le llevó á su quarto, en donde no cesa de bendeciros; y de callarlo el Alcayde está por mí prevenido. Ahora vamos á Madama Dambelt á dar el aviso

Duq. Todo lo contrario.

No conviene de improviso del abismo del dolor sumergirla en el abismo del placer: es necesario disponerla, y mis designios además quiero que ignore, hasta el tiempo del castigo; y quando mande, á Palacio

traeras a su marido.

Cond. ¿Y ahora qué hace? ¿ se han
calmado
sus dolorosos conflictos?

Duq. Sí, y luego que la dexaron de atormentar los deliquios, le entró un profundo letargo nacido del dolor mismo, el qual puede contribuir á su recobro infinito; pero Conde, mientras vuelve enterad de mis designios al Gefe, que con las tropas, escoltándome ha venido.

Cond. Jamás con tanta eficacia mi afecto empleé en serviros. vas.

Duq-; Oh, qué bien hice en venir á averiguar por mí mismo lo que pasaba, y en traer bastante tropa conmigo. Sale Federico.

Fed. ¿Qué demonios de embeleco en mi casa me han metido? ¿en la casa del sosiego venir á meter ruidos? todo es llanto, todo es voces, todo cautela y sigilo, sin que pueda descubrir quál es la causa, ó principio. ¿El forastero, y el Conde por qué serán compasivos con esta Dama? no quiero que ninguno haga mal juicio de mi casa. ¡Mas qué veo! ¿aqui soldados? ¿Amigo Grifing, qué es esto?

Grif. Que el Duque llegó.

Fed. ¿De veras? ¿Fabricio, Fabricio?

Sale Fabricio.

Fab. ¿Qué me quereis?

Fed. Escuchad.

Fab, ¿Pero qué miro!

¿qué guardia es esta?

Leand. La guardia

del Duque, que ya ha venido Fab. ¡No lo dixe? ¿veis ahora si son ciertos mis avisos? ¿Amalia, Amalia? Sale Amalia.

Amalia. ¿Qué es esto? ¿Por qué me dais tantos gritos?

Fab. Que el Duque vino.

Amalia. ¿Y qué tengo que ver con eso?

Fab. Es preciso que lo sepas.

Amalia. Pues á mí

eso me importa un comino.

Fab. Sin embargo...
Amalia. Vaya padre,

no me vengais con delirios: ¿qué se me dá á mi del Duque?

Duq. ¡Qué respeto tan sumiso! Sale-Anselmo.

Anselm. A Dios, señores. Madama, celebro el haberos visto: ¿me haceis el favor de traerme un vaso de agua?

Fab. Ya os sirvo.

Anselmo, ¿á que no sabeis que nuestro Duque ha venido?

Anselm. Ya lo sé. Fab. Pero yo antes

que ninguno lo he sabido.

Anselm. Id por agua.

Fab. ¿No observais allí un hombre de otro siglo?

Anselm. Si señor.

Fab. Para modelo

puede servir su vestido.

Sale el Labrador.

Lab. Yo no le he vuelto á ver mas: esi habrá echado en el olvido, que yo habia de venir?

Duq. Perdonad, amigo mio,

Labr. ¿Soys vos? mucho deseaba hallaros en este sitio.

Duq. Aunque yo de aqui he faltado, creed, que el tiempo no he perdido,

y que nació mi tardanzal del interés de serviros.

Labr. Pareceis hombre de bien, y por eso no replico.

Duq. Dignaos por un momento de venir aquí conmigo.

Aquí hay asiento.

Lab. ¿Y al Duque quando podré verle?

Duq. Hoy mismo. Lab. ¿De veras?

Duq. Yo os lo aseguro.

Lab. Me enagena el regocijo.

Fab. De la llaneza con que hablan los dos, estoy persuadido, que el forastero con toda su obstentación, será hijo de aquel villano.

Anselm. Bien puede. Me quereis traer Fabricio

el agua? Leand. Café. Grif. Té.

Sale el Conde.

Cond. Todo

está, señor prevenido.

Duq. Muy bien; pero toleremos por un rato á estos iniquos.

Amel. Ola, el novio de mi dote, sino me engaño, allí miro. Oué buen marido!

Anselm. No veis

como siempre están unidos?

Federico con dos mozos, que traen Té, y Café.

Fed. Señor Conde, yo tenia una gracia que pediros.

Cond. ¿Y qual es?

Fed. Yo soy un hombre

honrado.....

Cond. Como se ha visto.

Fed. Y así, no quiero en mi casa de mugeres embolismos.

Cond Es propio de hombres de honor. Fed. La muger, que habeis traido

á mi casa será honrada,

50 sera una santa, lo afirmo; pero por ella no quiero que hagan de mí malos juicios. Cond. Es bien hecho, y no es razon tampoco, que deis asilo en vuestros quartos, á quien no os pague bien el servicio: tened algo de paciencia que todo está á cargo mio. Fed. Pero ved que el forastero... Cond. Eso os toca á vos, amigo. Fed. De esa manera, escuchadme. Yo confieso que os estimo, y que sereis mas honrado que yo; pero por vos mismo, y por mi reputacion no quiero mas admitiros en mi casa, lo primero por ser un advenedizo, y lo segundo porque de la Dama soys amigo..... tengo conciencia, y de todo facilmente escrupulizo. Duq. Es justa vuestra demanda: vuestro crédito, y destino exigen que no admitais sino hombres muy conocidos. Quereis mas? Fed. No, Caballero. Duq. Yo os dexaré complacido. Fed. Perdonadme. Duq. Nada, nada, buen hombre. Cond. Brivon indigno! Duq. Estas cosas me divierten. Cond. Claudio viene pensativo. Sale Claudio discurriendo, todos al verle le saludan, vé la Ordenanza en el foro, y va á hablarla. Leand. El amigo, me parece que está triste. Grif. Como vino el Duque tendrá recelos. Ah, si fuese compasivo, como yo con los enfermos, estaría mas tranquilo!

Fab. ¿No veis, qué triste está Claudio? Anselm. Pensará en los regocijos para recibir el Duque. Fab. Mas bien pensará en sus vicios. Anselm. Todo puede ser, mas vos no quereis darme agua. Fab. Amigo, se me habia ya olvidado. Al punto con ella os sirvo. vas. Cond. Me parece, que medita otro atentado el iniquo. Duq. Ya de su impostura esta cortado del todo el hilo. Lab. Yo estoy confuso, y no entiendo las dudas que ha introducido en todos aquel, que todos han saludado al arribo. Si será el Duque? Decidme: zaquel Señor, que se ha ido con el soldado, es el Duque por ventura? Dug. No Lab. Respiro. Quien es? Cond. Es un Prepotente. Lab. Mucho lo hubiera sentido, porque en su rostro no veo de bondad ningun indicio. Duq. ¿No veis como la inocencia sabe hacer sus vaticinios? Sale Sofia del Café pálida, y desfalle ida. Sof. Por la compasion que entrambos habeis usado conmigo, os pido me acompañeis á mi triste domicilio: no me abandoneis. Mis fuerzas extinguidas casi miro: servidme por Dios de apoyo. Cond. Haremos en vuestro alivio quanto podamos, mas ved que en vuestra casa es preciso que las penas os acaben. Sofia. Eso es lo que solicito. No pretendo mas consuelo, que el mismo pesar que gimo,

ni tener mas compañía, que la soledad conmigo.

Duq. ¿Con que vos no estais dispuesta à tolerar del destino, los rigores? ¿á llevar con sufrimiento sus tiros? Ved que el consuelo....

Sofia. ¿Consuelo para mí? ¿Quién os ha dicho que puede haberle? Es muy grande la pérdida que he tenido para que nunca el consuelo pueda en mi encontrar abrigo. ¿Podia ser engañada mas vilmente? ¿Otro asesino mas bárbaro atravesar con el puñal del conflicto podia mi pecho? jay Dios! que el objeto que yo estimo murió para siempre, y ya mi amor no espera otro alivio mas que aquel, que la venganza á mis penas ha ofrecido.

Duq. Contemplad, que no hay desgracia

que no traiga un bien consigo.
Vos ofrecisteis templar
vuestro dolor. A mi arbitrio,
y al del Conde os entregasteis;
nuestro apoyo os ofrecimos,
y puede ser que sea un sueño
quanto veis, y quanto han dicho.

No me imagino delirios:
mis males otros remedios
exigen, otros alivios.
Si las fuerzas de mis manos,
igualasen á los brios
de mi pecho, prontamente
volaría al asesino,
y vertería sobré él
los efectos mas impios
que su traicion ha causado
en mi pecho enardecido.

Duq. ¿No estais fixa en el deseo de vengaros?

Sofia. Yo os lo afirmo.

Pero dad á mi venganza
nombre de justo castigo.

Duq. Se la doy; pero á los medios no os opongais por lo mismo.

Sofia. ¿Puede mi mal conformarse con la lentitud?

Duq. Concibo
que se debe someter
á lo que prescribe el juicio
de quien ofrece vengaros
por el medio que es debido.

Sofia. ¡Virtud cruel, que se enseña facilmente de infinitos,

y pocos abrazan! Claud. Vete,

y ten la guardia á mi arbitrio.

Retirase la Ordenanza.

Sof. Vedle, vedle: ese es el monstruo:
¡con quánto terror le miro!
Los cabellos se me erizan
con su vista, y en mis brios
parece que se intro duce
un valor no conocido.

Duq. Tolerad por un momento. Sofia. Pérfido, traidor, iniquo...

Duq. Obedeced.

Sofia. Quién soys vos que pensais tener dominio sobre mi dolor?

Duq. Quien puede vengaros, y dar alivio.

Claud. El momento es oportuno.

Señor Conde, me es preciso
hablar á Sofia, y quiero
en vuestra presencia fino
hacerlo, porque veais
si os respeto, y si la estimo.

Cond. Yo lo agradezco; pero antes enteradme del motivo.

Claud. Pronto le sabraeis. Sofia, venid al punto á este sitio.

Sofia. En vano me esfuerzo.

Duq. Vamos, triunfad pues con heroismo de vuestro dolor.

Sofia. No es dable. En cada planta que animo ácia al monstruo, me parece que adquiero un nuevo martirio. ¿ Qué quereis? Claud. Bella Sofia, siento verme en el conflicto de tener que suplicaros, que os vengais presa conmigo. En la causa de Dambelt resultan varios indicios contra vos, que aunque infundados, desmentirlos es preciso, y aunque yo para llevaros en público tengo arbitrios, mi crianza, y vuestro sexô me sugieren este arbitrio. Sofia. ¿Todavía un nuevo ultrage? Pensais con ese motivo seducirme?; ah! os conozco: demasiado os he creído: de vos al monstruo mas fiero diferiencia no distingo. Claud. Ved cómo hablais, y mirad que lo que de vos exijo con la súplica, la fuerza os hará tal vez cumplirlo. Sofia. ¿Por fuerza? Aunque del dolor lánguida y débil me miro, para librarme de vos, el dolor me dará brios: pero yo estraño, que oseis presentaros tan tranquilo, delante de quien os puede en público confundiros: temblad mis voces, temed mi furor, pérfido é iniquo, y no escarnezcais de nuevo de una esposa los conflictos. Claud. Ya veis á lo que me obliga su enojo descomedido. Quereis pública la afrenta, ¿no es eso? Venid amigos. Salen ocho Soldados con un Sargento. Sofia. Monstruo infame. Sale Fabricio.

Fab. Aquí está el agua, ¿qué es lo que aqui ha sucedido? Duq.: Qué vais à hacer? ; qué intentais? ¿quáles son vuestros designios? Claud. Aquellos que no pensais. Quatro de los que han salido, servirán para llevar á Madama á su destino, y los otros quatro, para hacer salir de este sitio á un aventurero. Duq. ¿Y quién es? Claud. Vos: haced lo que he dicho. Dug. Traidor tiembla, que ya el rayo sobre tu cabeza miro. ¿ Ola? A la voz del Duque, de pronto se llena el Teatro de tropas, que presentan las armas. Com. ¿Qué es lo que mandais mi Soberano? Leand. ¡Qué he oido! Grif. Este el Soberano! Fed. ¡El Duque! Claud. ¡Ay de mí! yo estoy perdido. Fab. ¿Quién podia pensar esto? Am. Voyme á espulgar el perrito. vas. Duq. Conducid preso á ese hombre. Lab. Qué lance tan imprevisto! Com. Entregad la espada. Cond. El quadro que estos forman, imagino, que Rafael, ni Ticiano le hicieron mas exquisito. Duq. Hoy con el aventurero la cuenta no os ha salido. Vos señora, obedeced. Dexad, pues, mi orden cumplido. Claud. Senor ... Duq. Llevadle. Claud. No sé donde los pasos dirijo. Sofia. Todo lo comprehendo. El Cielo vá á castigar sus delitos.

Lab. ¡Bueno! ¿Con que vos con todos

33

os habeis hoy divertido? ¿Vos el Duque? ¿Aquel señor tan bueno, afable, y benigno? ¡Válgame Dios! ¡Soys gallardo! ¡Quánto aplaudo haberos visto! Permitidme, que os abrace.

Vá á abrazarle, y el Comandante

Duq. No se lo impidais, dexadle:
abrazadme, buen amigo. Le abraza,
Y vos, Conde, recibid
tambien de mi amor indicios.

Cond. ¡Qué placer!

Duq. Seguid mis pasos.

Los dos. Llenos de gozo os seguimos.

Duq. En beneficio de un Pueblo
hoy han de ver mis dominios,
que si con la diestra mano
reparto los beneficios,
empuño con la siniestra
el azote del castigo.

### ACTO QUINTO.

Salon regio con Trono á un lado, salen el Comandante y Guardias.

Com. Entren los hombres de bien al momento en esta sala.

Salen Monsieur Grifing, Leandro, Anselmo, Fabricio, Federico y Amalia.

Dignaos pues de esperar
hasta que su Alteza salga. Vase.
Ans. Como me tiemblan las piernas.
Grif. Yo no sé lo que me pasa.
Fed. De mí reniego, y del punto
que admití el Duque en mi casa.
Sale el Comandante.

Com. Su Alteza sale. Leand. ¡Ay de mí! ¿A qué será esta llamada? Salen Duque, Conde, y Labrador.

Duq. No os aparteis de mi lado:

venid, porque en esta estancia,

donde debo sostener

de Astrea la fiel balanza,

¿de quién puedo acompañarme

mejor, ni en quién apoyarla

mas bien que en la providad

y la sencilléz? entrambas

se hallan en ambos; y en ambos

hoy mi justicia descansa.

Cand. Muchos honores as deba

Cond. Muchos honores os debo.

Lab. Teneis una hermosa casa.

Duq. Y los dos el ornamento

mejor sois que en ella se halla.

Con. Ya tendré el gusto de ver abatida esta canalla.

Duq. Ayer fui huesped acerca
de vosotros; y en mi casa
acerca de mi vosotros
hoy lo soys. Ved ¡qué mudanza
suele tener la fortuna
de un dia á otro tan estraña!
Leand Perdonad Señor si casa

Leand. Perdonad, Señor, si acaso se atrevió nuestra ignorancia sin conoceros...

Duq. Sabed
que jamás aprecié en nada
el amor que ofrece inciensos
á la dignidad, mis ansias
solo admiten el amor,
que al mérito se consagra;
¿qué sentimientos imprime
naturaleza en el alma?
¿qué ame el hombre al hombre, ò

que
ame á sus títulos?
Grif. ¡Sabia
reflexion!
Duq. Pues si lo es

spor qué dexais de observarla? Grif. ¿Yo Senor? 34

Duq. Vos. Quando el cetro puso en mi mano la sabia Providencia, á sus Ministros humillado ante sus aras furé ser de la justicia el promotor y la basa; juré ser recto, ser justo; pero en el fondo de mi alma juré ser de mis vasallos mas amigo que Monarca. A este efecto la pobreza por mí socorrida se halla, la desgracia protegida, y la orfandad amparada; y vos mientras yo me empeno en apadrinar las causas de los menores, parece que con osadía avara os empeñais en hacerlos víctimas de la desgracia. Gri. Yo no pensé....

puq. No mintais,
que no hay cosa mas malvada
que ta mentira; decidme,
que ta mentira; decidme,
quo teneis vos angustiadas
à dos pupilas, con quien
seguís hoy una demanda?
qun sobrino no teneis
en la carcel, que os reclama
una parte de sus bienes,
por remediar su desgracia?
No me repliqueis, y solo
decid, si con justa causa
obteneis los bienes de ellos,

Grif. Como el amor propio engaña á los hombres, por dexar mi conciencia asegurada, he expuesto en el Tribunal, en donde pende la instancia, mis razones.

Duq. La evidencia no debe ser contrastada, con razones. De las leyes abusais con esa traza; pero con sinceridad responded, no temais nada, cos pertenecen los bienes que pleiteais?

Gri. Si declara el Tribunal....

Duq. No recurro

al fallo que de allí salga,

ni á quien os defiende, solo

recurro en esta demanda

à vuestros remordimientos,

á vuestra conciencia: ¿ se halla

tranquila, sin sustos

obteniendo lo que guarda?

responded, y respetad

la verdad.

Gri. A vuestras plantas mi error confieso y desisto de tan injusta demanda.

Duq. Vuestra confusion en parte mi fiero enojo desarma: pobre de vos si insistierais en sostener vuestra infamia! En favor de los menores renunciareis sin tardanza los bienes que injustamente vuestra avaricia pleiteaba, pagándolos quantos daños les causasteis en la instancia; y para siempre saldreis desterrado de esta plaza,

Duq. Los hombres de bien no enganan:

porque su vista me cansa.

Vase Grifing.

Duq. ¿Señor Leandro?

Leand. ¡Ay de mí
¡quánto el temor me contrasta!

Duq. Si la baxeza de este hombre
es tal que así le degrada,
¿quál será la del iniquo
que apadrina sus infamias?

Lean. Mi obligacion bien sabeis

que sin escusa me manda

de-

defender á todos....

Duq. Sí: defender á quantos se hallan con razon, y la malicia intenta desfigurarla. Vuestra facultad el Foro la formó, porque apoyára la razon, y del engaño destruyera las marañas. Y vos, faltando al decoro de una facultad tan sabia y honrosa, con la verdad teneis guerra declarada: Y así, de quantos litigios seguisteis sin justa causa, pagareis todas las costas, y hasta que se satisfagan, y hagais ver que vuestra ciencia no la empleais en cosas malas, no actuareis.

Leand. Pero Señor... Duq. Haced que de aquí se vaya. Vase Leandro.

Duq Señor Medico? Ans. ¿Es á mí?

Fab. Ahora os toca á vos la tanda. Duq. El cuerpo del rico tiene sobre el del pobre ventajas? ¿Es la vida del primero mas apreciable á la patria que la del segundo? Hablad.

Ans. Vuestro respeto embargada me tiene la voz, de modo que no encuentra las palabras.

Duq. El rico y el pobre tienen la misma estructura humana, y el pobre al nacer recibe las preeminencias y gracias que da la naturaleza al rico, y entrambos se hallan en precision de correr á la vida y conservarla; spues como faltais á aquello que naturaleza manda, cuidando solo las vidas,

por vuestro interés é infamia, de los ricos?

Ans. Si á los pobres ningunos remedios bastan á sus males.

Duq. Algun dia destruirán vuestras entrañas esos mismos males: ved con una misma eficacia, de asistir al pobre y rico, sin reparar en ganancias, sino en que son igualmente miembros los dos de la patria, y entretanto pasareis á purgar vuestras infamias al hospital de Dijon, en donde una temporada curareis á aquellos mismos que ultrajais con tanta audacia. Vase Anselmo.

Duq. Vos, encubridor de vicios cerrareis ciertas estancias para siempre, en que el desorden y la maldad se propaga; y en pena de la licencia que se tomo vuestra audacia cien doblones para dotes dareis al Conde mañana.

Fed. Que me perdeis, gran Señor. Vase Federico.

Duq. Tu conducta enmienda y calla. Madama, á vos un consejo solo daros mi amor trata, y es, que para corregir vuestra ligereza fatua sobre la eleccion de estado, y vuestra mala crianza, os retireis á un Convento á aprender á ser mas sabia.

Amel. Mirad, que yo no he gustado jamas de estar encerrada.

Duq. Id con Dios; y no abuseis de mi noble tolerancia. Vase Amel. Llegad vos.

Fab. Ahora por todos

36

me hace á mi pagar la farda.

Duq. Dexando aparte el insulto,
que á mis nobles circunstancias
hicisteis en suponer,
que el feudo tiranizaba;
pasemos á aquellas eulpas
que vuestra conducta infaman.

Fab. Ya sé que á mí no me toca...

Duq. No os toca; mas vuestra audacia

juzgo con mucha osadía de un Soberano, que nada apetece mas que hacer á todo subdito gracias: mas lo perdono; lo que no perdono es la ignorancia ó la malicia con que habeis procedido tantas veces en las medicinas, como ayer os lo acordaba el Medico; y en castigo cerrareis desde mañana la Botica, y quantas cosas se hallan en ella infestadas. por mano de la justicia se quemarán en la plaza, y las buenas á los pobres gratis serán franqueadas.

Fab. Esto es malo; mas con todo salí mejor que pensaba. vase.

Lab. Bien hecho, que la Botica la tenemos todos frança en el campo.

Duq. Pues la audiencia concluimos...

Cond. Ved que falta...

Duq. Amigablemente quiero

determinar esta instancia.

¿Y Claudio?

Cond. Miradle aquí.
Sacan á Claudio.

Lab. Este es el que mas me enfada.

Duq. Amigablemente, Claudio,
quiero hablaros dos palabras.

Claud. Perdonad, si por cumplir
con mi empleo...

Duq. Basta, basta,
que de la burla, que os hice
aun se regocija el alma,
y pasemos á otra cosa.
Ayer me pidieron varias
personas por un Caxero,
que en la carcel preso se halla
por un desfalco; y yo nunca
quiero en semejantes causas,
sin tomar antes informes,
resolver sobre ellas nada.
¿Qué hay sobre esto?
Claud Que su muerte

claud. Que su muerte se ha hallado por justa, á causa de habersele convencido con sus culpas bien probadas.

Duq. Está bien , pero....

Claud. En secreto

dexó la ley vindicada,

lo uno para evitar

á su familia la infamia;

y lo otro , porque el castigo

los influjos retardaban.

Duq. ¿Con qué murió? Siendo así, no hablemos sobre ello nada, y vamos á su muger: ella contra vos exclama incesantemente; pero yo sé bien de qué dimana, y vos lo sabeis tambien.

Claud. Aparentemos constancia. ap.
Sí señor, no me averguenzo
de confesar, que sus ansias
movieron mi compasion;
y que he sentido en el alma
haber sido de sus penas,
sin culpa mia la causa.
Confieso tambien, que tuve
en algun tiempo esperanzas
de ser suyo, y que el motivo
que impidió verificarlas,
fue su padre, no su amor;
y á vista de su desgracia,
tambien confieso; ofrecí
con mi mano consolarla.

Duq. Me parece bien, y apruebo resolucion tan humana. Pero Madama Dambelt accederá á vuestra instancia? Claud. El excesivo dolor puede ser que olvidar le haga su promesa.

Duq. ¿Su promesa? ¿Pues qué antes de esto pensaba que habiais de suceder á su marido?

Claud. No es nada de eso. Es una confesion que me hizo, de que me amaba quando la casó su padre.

Duq. Por escrito, ó de palabra? Claud. Por escrito.

Duq. ¿Donde está?

Claud. Aquí la teneis, tomadía.

Lee el Duque.

Mola abaxo firmada, declaro, no haber tenido jamás adversion alguna á Claudio Rinault; y que mi desprecio fue efecto de la política de mi padre, y que á haber sido en la eleccion libre he hubiera amado, y le amaría como esposo = Sosia Dambelt = Esta confesion, no dexa duda alguna en que os amaba.

Claud. ¿Y si se niega á cumplirla?
Duq. ¿Negarse? Venga Madama.

Retirase un guardia.

Claud. Ella contra mí os dirá

tal vez, señor, mil infamias;

pero creed, que quanto he hecho

ha sido por aliviarla.

Sale Sofia.

Duq. Llegad Sosia.

Sosia. Schor,

¿discurrís que tengo una alma

tan insensible, que pueda

sin anegarse en sus ansias,

tolerar la vista infame

de un vil monsteuo, que la Hircania.

abortó, porque el veneno en el mundo propagára?

Duq. Template: si por la ley fue origen de tu desgracia, por la piedad y el amor, hoy hacerte felíz trata.

¡No la haréis feliz?

Claud. Sin duda.

Sofia. ¿Qué asi abuseis de mis ansias? Claud. Creed, señor, que no hay cosa que en su obsequio mi amor no

haga;
y si sus felicidades
quiere en mis bienes fundarlas,
soy único en mi familia;
y porque se satisfaga
de mi proceder, de todos
voy al momento á firmarla
una donacion, á fin
de que, si acaso me alcanza
en dias, en su persona
enteramente recaigan.
¿Rehusaréis ser mi esposa,
viendo una accion tan hidalga;
Señor, si me dais licencia,
aqui la haré en dos palabras.

Escribe.

Sofia. Pero señor, reparad....

Duq. Callad, y no temais nada.

Sofia. Qué misterios, santos cielos, se encierran en sus palabras!

El ha ofrecido vengarme:

De todo enterado se halla....

es justo; y debo pensar siendo justo, que me engaña?

Claud. Escuchad la donacion,

para ver si así os agrada.

"Digo yo Claudio Rinault, que
"cedo á título de donacion á Ma"dama Dambelt los bienes, que
"poseo y puedo poseer, para que
"despues de mis dias los goce li"bremente, excluyendo toda ra"zon que pueda anularla; res"pecto de que la presente dona-

cion

38

ncion la hago sin limites, en prensencia de nuestro Duque Carlos, ndel Conde de Sorval, y el Canpitan de la Guardia = Claudio nRinault =

Aquí la teneis, señora.

Duq. Madama Dambelt, tomadla. Ahora llevadle á morir.

Claud. Señor ....

Duq. Lee tus iniquas tramas: lee este pliego: notoria te es su letra; está formada por tu indigno Secretario, ministro de tus infamias.

Claud. Ay Dios!

Duq. Descubrí tu crimen. Aunque en tí depositada del Feudatario tan solo la jurisdiccion estaba, quiero hacerte conocer el respeto, que á una carga tan honrosa tu conducta debia tener: las almas que destina el Cielo al mando, del Cielo están auxiliadas para el acierto, y no deben de este patrocinio O gracia abusar; pero no abusan: su empleo les pone trabas casi siempre, y corresponden del Monarca á la confianza, y pues que tu prepotencia te ha sumergido en la infamia, á los que imiten tu orgullo, á servir de exemplo marcha.

Claud. A vuestros pies...

Duq. Tus delitos

son indignos de mi gracia.

Sacad á ese miserable,
al momento de esta estancia.

Le llevan.

Cond. Ya hay un hombre honrado menos,

gracias à Dios, en mi pátria. Labr. Tiene un acierto notable nuestro Duque en quanto manda.

Duq. Ya estás premiada, Sofia,
y á un mismo tiempo vengada.

Sofia. Es verdad; pero Señor
¿qué me sirve la venganza
si no hay dicha en este mundo
que tranquilice mis ansias?
pues mi esposo...

Duq. De mi cuenta corre darosle, Madama.

Sofia. No hay en el mundo, señor, quien pueda suplir su falta.

Duq. Venid, pues, te complace éste?

Saca á Dambelt.

Dambelt. ¡Esposa mial Sofia. ¡ Me engaña la fantasia!

Dambelt. ¿Qué dudas? á tu tierno esposo abraza.

Sofia. Dambelt mio! ¿ quién la vida te dió? ¿quién de tu desgracia te redimió?

Dambelt: Quien à un tiempo es padre, y juez de la Patria. Su Alteza.

Sofia. Esposo querido, echémonos á sus plantas.

Duq. ¿Estais ya de vuestros males recuperado?

Dambelt. Calmadas están mis penas del todo con dicha tan impensada.

Duq. Sofia, asi como fuiste en el infortunio sábia, selo en la prosperidad, y al Todo justo dá gracias.

Los dos. ¡Qué clemencia! ¡qué bondad! Labr. Señor, que yo tengo gana de hablaros.

Duq. Ya me hablareis, hombre de bien.

Lab. Y no es chanza.

Duq. Venid, amigos, y al Pueblo en mi nombre se repartan varias sumas, y al engaño, al fraude, y á la asechanza declaremos guerra, à fin, de que las virtudes vayan prosperando, y produciendo en el hombre las ventajas.....
Todos. Que le hacen útil á Dios,
á sí mismo, y à la Pátria.

Adviertase que las marcadas, como en la primera plana, son sacadas del Original, con la licencia del Señor Juez de Imprentas, en la de Don Blas Román; y las de sin igual circunstancia, deben ser denunciadas.

Se hallará esta Comedia con la de Christoval Colon, el Hombre Agradecido, el Sitio de Calés, y el Dichoso Arrepentimiento, del mismo Autor, en el Despacho principal del Diario, Carrera de San Gerónimo, frente de la Librería de Maféo, junto la de Copin; y en los Puestos de la Puerta del Sol, y frente de Santo Tomás, á dos reales.

Mant from the concest a concest of the prints of the contract of the contract

Comment of the state of

F. made they end and the see